



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

862.8 F 2551 v.18

Triante

This book must not be taken from the arv building.



# EL SEÑORITO MIMADO,

## O LA MALA EDUCACION.

Comedia Moral, en tres Actos.

### POR DON TOMAS DE TRIARTE.

# PERSONAS.

D. Mariano Señorito mimado: jóven imprudente, superficial, indócil y de estragada conducta.

Doña Dominga su Madre: señora de mediana edad:bonaza y contemplativa.

D. Mariano: hombre recto, franco y activo.

D. Alfonso Caballero de Granada, hospedado en casa de Doña Dominga: anciano pundonoroso y de buen corazon.

Doña Flora su Hija: Señorita bien cria-

da, bastante viva, y muy sensible.

D. Fausto Amante de Doña Flora, y competidor de D. Mariano: mozo de generosas prendas.

Doña Mónica muger sagaz, que se fin-

ge señora de distincion.

Pantoja Criado antiguo de la casa: fiel y honrado, nada lerdo, y de humor festivo.

Felipa Doncella de Doña Dominga: simple y algo interesada.

D. Tadeo Trapalon, que pasa por cunado de Dona Mónica.

La Escena es en Madrid en una sala de la casa de D. Dominga. Esta sala tendrá tres puertas: la de la derecha conduce á los quartos de D. Dominga y D. Flora; la de enmedio á los de D. Christóval, D. Alfonso y D. Mariano; y la de la izquierda á la antesala y otras piezas de la casa.

La acción empieza a la hora de la siesta y concluye al anochecer.

# ESCENA I.

D. Christoval, exâminando con atencion unos papeles, sentado junto á una mesa en que hai recado de escribir. D. Dominga, sentada en una silla algo distante de la mesa.

D. Christoval y con la pluma en la mano.

Ueve, y seis quince...diez y ocho...

veinte y siete...treinta y quatro...

llevo tres..., y nueve, doce...

Dom. Ahora, con el bocado
en la boca, tienes gana
de ajustar cuentas, hermano?

Christ. Y quanto mas las ajusto
ménos las entiendo. Un año
de exâmen se necesita,

segun encuentro enredados estos papeles. Dom. Descansa de tu viage; y mas despacio podras ir viendo... Chriss. Señora, Dexando la pluma, y apartando de si con enfado algunos de los papeles que tiene delante.

perdido está el mayorazgo. Aqui me faltan recibos.
Las cuentas, los inventarios todo está como Dios quiere.
No hai formalidad. El gasto excede en mucho á la renta.
En bien diferente estado dexó mi hermano su casa.

Christ. Si el viera algunas partidas de estas cuentas... Vamos claros:

A

su hijo de usted, mi dichoso sobrinito D. Mariano se porta. En toda su vida sabrá ganar un ochavo; pero arruinar una casa. eso lo sabe de pasmo. El tiene mala conducta; yo riño; no me hacen caso; usted le contempla en todo: pues bien: darle barro à mano: que se pierda; que nos pierda, si usted quiere.... Ya estoi harto de predicar. Dom. D. Christóval, seis dias ha que has llegado de vuelta de tu Gobierno de las Indias, y ha otros tantos que no cesas de clamar contra el infeliz muchacho.

Christ. No, amiga; contra su madre, sí, contra usted sola clamo.
¡Qué crianza! Ahora todos hemos de pagar el daño, quando de nadie es la culpa sino de usted. Lo bonazo de ese genio, ese amor ciego al hijo, el mimo, el regalo...

Dom. Yo, como naturalmente

arrastrando lánguidamente las palabras Soi benigna... Chr. Demasiado. con viv.

Dom. Pero, hermano mio... Christ. Pero, cuñada mia; es mal chasco el que me he llevado yo? Vaya usted considerando. Quando partí á mi Gobierno, aun no tenia quatro años ese chico. Su buen padre le encomendó á mi cuidado; me nombró por su tutor; soy su tio; en estos brazos le he sacado yo de pila. Vea usted con quantos cargos quedé respecto á un sobrino, un pupilo y un ahijado. Me era forzoso partir á mi destino. Los llantos, las plegarias de su madre entónces me precisaron à substituir en ella la tutoría, esperando que no me tocase estar

en Indias sino cinco años; pero de un Gobierno en otro he pasado quince largos. Desde allá, cada corréo, no escribia un cartapacio, dando mis disposiciones para educar á Mariano al lado de unos maestros hábiles, y de un buen ayo? Usted los buscó á su modo, segun veo: descuidados, ó necios, ó aduladores, que la estaban engañando, y me engañaban a mi, con enviarme unos retazos de Latin y de Frances, como verdaderos partos del ingenio de su alumno; dibuxos bien acabados; muestras de gallarda letra; y nada era de su mano. Usted siempre aseguraba de obsber que el tal niño era un milagro de aplicación, una alhaja; tan vivo y adelantado, tan obediente a su madre, tan cortes... Yo mentecato lo creí muy santamente; Y con gozo extraordinario le prometi que seria dueño de quanto he ganado Ten Indias con mi sudor.

Dom. Ni él, ni yo desconhamos
de promesa tan segura...

Christ. Conforme. No hai que fiarnos...
En fin, vuelvo de mi viage
muy satisfecho; y lo que hallo
es que ese caballerito
cumplirá presto veinte años
sin saber ni persignarse;
que está lleno de resabios,
de mil preocupaciones;

de mil preocupaciones; que es temoso, afeminado, superficial, insolente, enemigo del trabajo; incapaz de sujetarse á seguir por ningun ramo una carrera decente.

Por las letras?... es un fatuo. Por las armas?... es un mandria.

VOU/NCL

Tirara.... por mayorazgo. Dom. Qué terrible eres! El chico todavia no ha logrado. gosta sh ver sereno ese semblante. O . . . Se asusta, se pone malo solo con que alces la voz.... siempre ha sido delicado. El estudio no le prueba... Ni tampocones necesario shampe que un hijo de un caballero lo tome tan a destajou chem sa como si con ello hubiera de comer. Christ. Quedo enterado. Viva mi Doña Dominga! Piensa bien.... Con que ¿ sacamos en limpio que un caballero ? .... I no ha de ser hombre? En contando con una renta segura de la la la de cinco á seis mil ducados, ¿á qué fin ha de afanarse para ser buen cindadano, mai oup mi buen padre de familia, sul and ni sabio, ni buen soldado? 129 92 ¿Para que? Dexemos eso india y a los hombres ordinarios. nem levant. Vaya! que merece usted Variano dirigir un Seminario! Dom. Digo: y ste parecera la alor que no se yo quien te ha dado contracto mismo sobrino obre on unos informes tan falsos?... | exclam. Hijo de mi almal.... Pantoja, o so ese traydor de criado 2.5 227 218

es quien le ha vendido. Infamel... Pues que? Tuy el encerrados no estabais de conferencia, sind le antes de ayer muio temprano? y Ya mi doncella Felipa odune dun oyó (no todo, pero algo) por el hueco de la llave.

Christ. Cierto, y por que sentí pasos dexé la conversacion para otra vez... Llega el caso de que en presencia de usted,

(no á espaldas) la prosigamos. Toca una campanilla que está sobre la mesa.

Para qué andar con misterios en un asunto tan claro? El vendra... Dom. Déxale ahora. levant.

zá tal extremo llegamos que se nombre por Fiscal de la conducta del amo à 1 au 11) á un criado, á un chocarrero? yo no se como lo aguanto. Christ. Le cito, no por Fiscal; por Testigo, y abonado.... Vuelve a tocar la campanilla. Pantoja es algo chancero; pero no miente, es honrado; nos tiene gran lei; conoce o desde la cuna á Mariano, y sabe todas sus mañas; se explica con desparpajo... Dom. Mas de lo que és menester; por que es tan atravesado, tan socarron, tan ladino ...

Clad ESCENA II. D. Christoval, D. Dominga, Felipa, (que sale por la puerta de la derecha) y Pantoja (que viene luego por la izquierd.) Fel.: Qué mandan ustedes? Christ. Llamo á Pantoja. Pant. Ya está aqui.

Christ. Usted perdone el mal rato. a D. Nuestra disputa será (Dominga. mui breve : vamos al grano. Pantoja. Pant. Señor. Christ. Parece que esta señora, intentando convencerme, y disculparse de la crianza que ha dado que me venga el desengaño por tu boca. Di sobre esto quanto sabes, sin empacho, y con toda realidad.

Pant. Pero Senor ... Christ. Habla claro. Pant. No sé como he de atreverine... Christ. Contemplaciones à un lado: (

A quien tenga la razon, darsela. Dom. Me haces agravio... Christ. La averiguación importa; y yo seré el agraviado si usted se resiste a ella. 1000A

Dom. Eso es darle mucha mano. Christ. Y si usted no está culpada, ¿qué teme? Pant. ¿Con que mi encargo, es predicar un sermon panegirico en aplauso de la vida, y las hazañas de aquel joyen. Dom. Si: de tu amo;

A 2

El Señorito Mimado,

y mira como hablas de él. Su madre te está escuchando. Christ. Y su tio te prohibe disimular. Pant. Apretado es el lance que me ponen. Para quedar bien con ambos no hai medio?... Pues si no le hai, aquí del valor, hagamos justicia seca; y perdonen ustedes, que soi mandado... Mi sermon tendrá dos puntos; on (que, al fin, me ha de servir algo haber estudiado un pocos estas r de latin quando muchacho.) Primer punto: las flaquezas de mi señor Don Mariano en quanto al entendimiento. Segundo punto: las que hallo por lo que hace al corazon. Y digo asi. tose y escupe. Christ. Di. Dom. ¡Qué enfado! Pant. Dexó el amo Don Christóval á mi Señorito un ayo, piones à hombre severo y formal, 120 mindo que, por no ser del agrado mon M de mi ama y señora, pronto di una hizo dexacion del cargo. Enseñó al niño a leer, es proy en esto hubo sus trabajos, pues si el niño no queria in ab deletrear un vocablo, andos in à ya le entraba la rabieta: sen son su mamá con agasajo sond as son acudía á libertarle del poder de aquel tirano; le daba un dulce, un juguete; se le llevaba á su quarto; y en quince dias despues no habia fuerza en lo humano para que viese un renglon. Con la razon y el alhago nunca e sacaba fruto. Azotes! oh! ni nombrarlos. Sujecion! no se hable de eso. Reprehender! contrabando. "Señora... (esto no lo digo yo, que lo decia el ayo...) " Qué sirve lo que en un mes " con mi paciencia adelanto, , si usted en medio minuto

" consigue desbaratarlo? " Tras de aquel ayo vino otro de manga ancha, dócil, manso... Dom. Charlatan! Y con todo eso ¿acaso el chico ha dexado de aprender lo que le basta? Pant. ¡Como! Pues ¿no fué un milagro saber ya firmar su nombre antes de los catorce años? Por lo que mira a contar, se quedó un poco atrasado; no mas para eso que llegó orá la puente de los asnos, y ya empezaba á saber aquello de quorum quarum. Dom. Buena gana de Henarse chlos sesos de latinajos! 192 ch al on si él tirara por la Iglesia... Fel. Toma! conozco yo rantos hombres de mucho provecho que jamas han estudiado. Pant. Pues ya se vé: comen, beben, se paséan con descaro; y si hai quien les dé un empléo, the toman sin hacer ascos. Christ. Vaya: no gloses. Pant. Decia que el Senorito, entregado todo á los nominativos, v otros estudios abstractos, no pudo hacer gran progreso en el Frances, sin embargo de que en seis meses tomó sus tres lecciones, o quatro Las demas habilidades, como montar a caballo, el baile, música, esgrima, y dibuxo, le costaron aun mucho ménos: pagar ob im I maestros y no causarlos. Ademas de esto... Fel. Señora, yo me voi de aqui, ó me tapo los oidos. Pant. Pasaré al segundo punto. Dom. Hermano! Que tengas gusto de oir las chanzas de ese bellaco! Christ. Oxalá no fueran veras estas chanzas! Pant. Sigo, ó callo? Christ. Acaba. Pant. Como empezó mi amo desde mui temprano à campar por su respeto,

y holgarse mui á su salvo, sin que le tomasen cuentas, ni le siguiesen los pasos, bien se dexa discurrir qué poco le habrán faltado amigotes que le enseñen a gastar con todo garbo, á fregüentar las insignes aulas de Copido y Bacos cafés, mesas de trucos, nobles garitos, fandangos de candil, y otras tertulias perfumadas del cigarro. Sobre todo, aquellos fieles compañeros (aqui llamo la atencion de mi auditorio) e de han proporcionado el trato de la célebre señora Dona Mónica de Castro, en cuya mansion se pasan los mas divertidos ratos. Christ. Ya me has nombrado otra vez esa muger; y no caigo en quien sea. Dom. Es una amiga que me hace de quando en quando algunas visitas; viuda de un Coronel retirado... Pant. Su merced así lo dice. Fel. Señora de mucho rasgo. Pant. Bastante. Dom. Mui advertida ... Pant. Gran labia, gran garabato! Dom. Que tiene en Madrid negocios ... Pant.Y muchos. Dom. Vino de Almagro. Pant. O de otra parte: ¿quién sabe? Fel. Vive hace tiempo en el quarto principal de aquella casa que es propia del mayorazgo del Señorito... Pant. Y de valde. Christ.; Como de valde? Pant. Es mui largo de contar. Fel. Pues si en la casa andaba un duende malvado, que no dexaba vivirla, hasta que tomó á su cargo Doña Mónica auyentarle. Dom. Era ya mucho el espanto que causaba à los vecinos. Chr. ¿Quien? el duende? ¡Qué insensatos! Pant. Lo cierto es que algunas noches se oyeron golpes de mazo

en las paredes, ruido

como si rodase un carro, quexidos mui lamentables, y cadenas arrastrando. Christ. A mi te vienes con esa? Dom. No hai duda. Fel. Y algunos trastos viejos, que en unos desvanes quedaron arrinconados, se hallaban por la mañana vueltos lo de arriba abaxo. Christ. Mi sobrino cree en duendes? Pant. Si tal; á puño cerrado. Christ. Y mi hermana? Pant. En casa, todos. Pues si, desde que era mi amo tamañito, le asustaban ano sum pe con cocos y mamarrachos, fantasmas, disciplinantes, bruxas, y otros espantajos; si no duda que hai mal de ojo, que hai palacios encantados, que cura un saludador, y el mártes es dia aciago, ¿ qué mucho será que ahora... Christ. Aquí de Dios! Yo no alcanzo como usted, señora mia, cayó en semejante lazo. Fel. Si la pidió el Señorito que, á lo menos por medio año, dexase ocupar la casa... Christ. ¿A Doña Mónica? Guapo! Dom. Ella estaba inhabitable. Fel. Como el señor Don Mariano, que es el dueño, lo queria... Christ. Cabal. Era necesario darle gusto. Ya iré yo á ver al duende despacio. Pant. Hai malas lenguas que dicen sque un perillan bien pagado por una de las guardillas (2007) se introducia en el quarto conscora para hacer las travesuras que albororaron el barrio. Yo no sé quien dispondría la artimaña; pero, al cabo, Doña Mónica, ayudada de uno á quien llama coñado, (que vive en su compañía) á vista del sobresalto del Señorito propuso con espíritu bizarro que, por hacerle favor, 6

no tendría gran reparo
en ir á habitar allí
por algun tiempo, dexando
un incómodo meson
en que se alojó de paso.
Christ Bien sabía la gran maula

Christ. Bien sabía la gran maula a qué bobos daba el chasco.

Dom. ¡Pero tu crees?... Christ. Yo creo esto, y mucho mas. No aguardo á mañana, no, en la hora acudiré á remediarlo.

es la casa en que Mariano
se junta con botarates
que han de ocasionar su estrago.

Pant. Tambien allí ganará
buen caudal; porque el cuñado
de la susodicha dama,
que es un terrible lagarto,
sabe convertir en oro
el hierro, el plomo y el barro.
Es Alquimista... Christ. Esta es otra.

Pant. Con el dinero que mi amo le adelanta, podrá al fin...

Christ. Señor! En qué siglo estamos? ¿Con que solo mi sobrino ignora que ese arte falso mil ricos empobreció, y á ningun pobre dió un quarto? no hablemos mas del asunto á Pant. y idos ya los dos: dexadnos (á Felipa. á solas. Pant. Mas me valdría no haber cantado de plano; pero usted; tras que yo tengo el frenillo bien cortado, me ha puesto en el precipicio. Christ. Esa es cuenta mia. Pant. Vamos.

Christ. Esa es cuenta mia. Pant. Vamos, Fel. ¡Qué pimenton en la lengua. picotero, traidorazo?

ESCENA III.

D. Christóval, y D. Dominga.

Dom. ¿Estás ya contento? Christ. Estói conmigo mismo irritado.

Creí que era usted sencilla y débil; pero no tanto.
¿Quando la fiara yo la crianza del muchacho, si hubiera tenido entónces las experiencias que hoy palpo?

Dom. Pues, para que te confundas:

ese mozo mal criado
por su madre, tan inútil,
tan despreciable, tan malo,
merece el tierno cariño,
la estimacion y la mano
de una señora de prendas,
jóven, rica y noble. Christ. Extraño
que llegue ahora al tutor
la noticia. Dom. Se ha tratado
el asunto con reserva.

Chr. Reservas conmigo? Dom. A espacio. Escucha la historia; y luego hablarás. Christ. Vaya; sepamos.

Dom. Nuestro amigo Don Alfonso, que está al presente hospedado en casá con su hija Flora, vino hace un mes. Christ. Bien: le traxo desde Granada á Madrid ese pleito con Don Fausto.

Todo esto lo sé...; Qué mas?

Dom. Como era amigo y paisano del difunto... Christ. Y tambien mios le estamos mui obligados en esta casa, y merece todo nuestro obsequio... Al caso.

Dom. Poco ántes de tu llegada me vino el lance rodado de proponerle la boda de su hija con mi Mariano, supuesto que ambos se quieren, y las circunstancias de ambos son iguales. Don Alfonso admitió con sumo agrado mi propuesta; y me ofreció en los términos mas claros que apénas ganase el pleito, que se hallaba en buen estado, se dispondria esta union. Debe ya cumplirse el pacto, despues de la favorable sentencia que hoi ha logrado. Christ. Y eso callabas, hermana?

Dom. Si: para tener el lauro de ser yo quien negociase tan ventajoso tratado sola, sin necesitar tutelas, ni padrinazgos, ni protecciones de tios...

Usted que me está acusando de madre tan floxa y simple,

con muestras de inquieto y pensativo.)

Christ. Usted me ha tenido oculto

Dom. á Alf. Le estaba enterando:

ya verá que sirvo de algo para colocar á un hijo; pe o bien. Chr. gensat. Ya. Siu embargo... 10m. ¿Qué sin embargo? Es negocio seguro, en que no hai engaño. hrist. Mas ¿cómo este Don Alfonso no ha despegado sus labios para hablarme del asunto? Jom. Oh! que mi primer encargo sué que guardase el secreto. hrist. Misterios bien escusados! Dom. Es gran boda. hrist. Buena. Dom. ¡Y hallas inconvenientes? Christ. Hai varios, ontando por los dedos, .... Primero, que Don Alfonso es un hombre muy sensato; y quando dio esa palabra, no, no estaría informado de los defectos del novio: segundo, que si Mariano no se corrige, no puede ser buen padre, esposo, ni amo: tercero, que si hoi le estima! Flora, tendrá desengaños mañana, que desvanezcan su amor tan reciente : quartom Dom. ¡Lindos escrúpulos! Voi á responderte, contando tambien por los dedos... Mira: 1 lo primero que ha empeñado Don Alfonso su palabra conmigo, fixando el plazo: Lo segundo, que en mi chico, aunque me predique un santo no veré, ni creeré defecto alguno de quantos le está achacando su tio: do tercero, que es en vano pretender que Dona Flora dexe de amarle; lo quarto, quecha de ser... por que ha de ser, y yo lo quiero, y lo mando. Christ. Esa si que es gran razon, amiga: de pié de banco... Mir.in.lo acia la puerta de la izquierda. Ola! D. Alfonso... Dom. A tiempo

Llega.

un secreto; y yo me espanto... Dom. De sodo le he dado parte: va no hai que disimularlo; por que está con la noticia de la boda tan ufano como usted, y como yo... ¡Qué gozo! El pleito ganado: colocada Doña Flora: unidos los mayorazgos de dos casas tan amigas... ¡No es así? Pero ¿qué escaso de palabras viene usted? qué pensativo?... Reparo yo no sé qué frialdad... Alf. Ah señora! Un hombre blanco suele verse en tales lances... Dom.; Pues qué sucede? Alf. Soi claro; pero con ustedes hoi temo serlo demasiado... Ya no es posible ocultar mi inquietud. Christ: ¿Puedo yo 20250 servir, aliviar a usted? Alf. Amigo, veo que, si hablo, \* Con pausa y gravedad. hago un mal papel; que soi un padre injusto; si callo. 4 conozco, como si ahora despertase de un letargo... con prontit. Luego: dirán que los mozos proceden atropellados; y cometemos los viejos unos absardos tan crasos...: 1992 1 .... Dom. No lo entiendo. Christ. Pues yo si. Alf. Don Christóval, he guardado tal silencio con usted acerca do este contrato por causarme gran verguenza confesar elijuicio errado que formé; pero ya vista mi imprudencia, es necesario acudir á repararla. Christ. Hermana ; voi acertando en mis pronósticos? Dom. ¡Como! Don Altonso; nos burlamos? ESCENA IV. Alf. Los informes fidedignos y contestes que hoi me han dado! D. Dominga, D. Christoval, D. Alfonso,

UUUUU Exi

de la increible conducta
que se nota en Don Mariano;
el bien-estar de una hija
á quien tan de veras amo,
cuya educacion ha sido
el mayor de mis cuidados,
me aconsejan que no debo
sacrificarla. Dom. Es bien raro
el capricho. Christ. Yo me pongo
en lugar de usted. Sobrados
motivos puede alegar
que le sirvan de descargo
para suspender al ménos...

Dom. Suspender! Qué es esto, hermano? Un tio contra un sobrino hablar así! Christ. Yo siempre hablo en favor de la verdad.

Por la razon me declaro; y todos los parentescos del mundo suponen tanto como nada, quando importa no mantener en su engaño á un amigo hombre de bien.

Dom. Y antes de haber empeñado su palabran el tal amigo, resolupt no pudo haberse hecho cargo de las consequencias? Alf. Sí: debia; ... pero jqué caro y sas ... me ha salido aquel errorla. a bien se me representaron la nobleza y conveniencias de ese joven; el agrado con que él y Florase tratan; el apetecible lazo que estrecharía la union de nuestras casas; mas ¿quando, « pudiera yo sospechar que un hijo de tan honrados padres, único heredero de un decente mayorazgo, y criado entre personas de distinción y buen trato, anduviese distraido, cercado de amigos falsos, de locos, de estafadores? va sin dexar de la mano los naypes, ya contrayendo deudas por fútiles gastos, pasando noches enteras fuera de casa: mudando

el trage de caballero en capote Xerezano; en fin, cobrando opinion de ocioso y desarreglado. Dom. Mi hijo queda agradecido á elogios tan cortesanos. Créa usted esos informes: créa los de mi cuñado; y retracte su palabra; pero sepa que me llamo Doña Dominga Piñeiro, y que lo que se ha tratado conmigo, se ha de cumplir: que si es mi genio pacato y flexible en otros puntos, en tocando a mi Mariano e broming soi una sierpe, una furia. Voime; que si no...vas.Christ.Rebatos.

ESCENA V. TO COME ONE D. Alfonso y D. Christoval. Alf. Siento disgustarla. Christ. X qué? está bien justificado a ograno de la la la quanto usted dice del novio; usud 193 y hemos de hablar mui despacio en la materia. Alf. Son hombres tan cuerdos y autorizados los que me aconsejan... Luego, yo, forastero, que me hallo con solo un mes de Madrid... Christ. Es disculpable el engaño. Alf. Mucho me arrastra el amor de padre, quando quebranto los fueros de la amistada quando mi honor... Qué mal pago doi al benigno hospedage que debo á ustedes! Christ. Yo salgo á una breve diligencia que importa hal fin deseado de corregir extravios Ioma el sombrero, la espada y el bas-

Toma el sombrero, la espada y el bas ton que están sobre una silla. de este Mozo... En mi despacho puede usted luego, si gusta, esperarme; y retirados allí, con mas libertad que en esta sala de paso, Suspendiéndose, y mirando acia

le contaré... Me parece que oygo la voz de Don Fausto..

puerta de la derecha.

hoi

hoi perdió su pleito: jel pobre!... por usted que le ha ganado, me alegro; por él, lo siento. Es gran mozo; mui urbano, instruido, y mas juicioso de lo que muestran sus años. Alf. Yo le he cobrado aficion. Los dos hemos litigado; pero con todo... Christ.; Qué importa? aunque sea en mis contrarios, yo estimo las buenas prendas... A D. Fausto, que sale por la puerta de la derecha. á Dios... Beso á usted la mano. Si pudiera detenerme...

á bien que dentro de un rato nos verémos. Faust. Yo no vengo à estorvar.

Pase D. Christoval por la puerta de la

zquierda.

ESCENA VI.

D. Alfonso y D. Fausto. Alf. con agrado. Señor Don Fausto, lo que hoi para mí es fortuna, es para usted un quebranto; y le juro que mi gozo no puede ser tan colmado como algunos pensarían. Faust. Sé que es usted mui humano; y créo serlo tambien. Quando el respetable fallo de un tribunal se declara por usted, bien me persuado que le asiste la justicia. Ni me enojo, ni me abato. Yo he seguido este litigio por que le dexó entablado mi difunto padre, y muchos me estaban siempre culpando de tener los intereses de mi casa abandonados; mas no por eso en mi pecho con tal metivo labraron ni el encono, ni el capricho, ni los viles sobresaltos de la codicia. Mi lengua ni una palabra ha soltado que sonase à enemistad. Alla nuestros Abogados han contendido. Nosotros

hemos corrido entretanto con la mejor harmonía; y ésta durará. Alf. No extraño que usted, con una franqueza tan noble, haya continuado en frequentar esta casa miéntras seguian los autos. He formado gran concepto de usted; por que de ordinario los que pleitéan se miran con odio... Faust. No soi tan baxo. Me han dicho algunos que apele... ·¿Para qué? para arruinarnos.

Alf. Es asi. Faust. Pero, Senor ... ¿Podré con desembarazo

descubrir...? Alf. Quanto usted quiera. Faust. Amigo, ni el menoscabo

que de la sentencia de hoi me resulta, ni el atraso., ó la pérdida total de quanto poséo y valgo me serán jamas sensibles, si, á pesar de mis escasos méritos, consigo al fin no incurrir en desagrado de usted, quando le suplico apruebe el amor en que ardo por Doña Flora... Mi dicha depende ya de su mano...

Tomando a D. Alfonso la mano, y besán-

dosela tiernamente.

Y de esta que reconozco por la de un padre. Alf. sorprehendido. Don Faustol Faust. Un tierno afecto disculpa mi arrojo... Si es temerario...

Alf. No: no lo es; ... mas por desgracia, presumo que ha de ser vano. Faust. ¿Por qué vano? En quien consiste?

- jen usted, ó en Flora? Alf. En ambos. En mí, por una palabra que siento haber empeñado; y en ella, por que se inclina...

Faust. Sie ya lo sé: à Don Mariano. Alf. Miéntras yo no la convenzo de que ese mal empleado amor la hará desdichada, y miéntras no pongo á salvo mi honor sobre una fatal obligacion que contraxo,

ni su deséo de usted, ni el mio...

ESCENA VII.

Los mismos y Relipa. Alf. á Fel. Qué hai? Fel. Un recado de mi ama Doña Dominga, que aguarda á usted en su quarto. Alf. Querrá hablarme de un asunto que tenemos empezado...

á mas ver. Faust. Usted no olvide, señor... Alf. Nada olvido en quanto dependa de mí... Faust. Mil gracias.

Vas. D. Alf. por la puerta de la derecha. ESCENA VIII.

D. Fausto, Felipa, y despues D. Mariano. Faust. Doña Flora y yo dexamos pendiente una explicacion que la importa. ¿Habrá reparo en que la digas...? Fel. Si le hai; como que ya voi notando que estos dias la hace usted carocas, y que está mi amo Don Mariano rezeloso de que es usted su contrario. Piensan que soi yo criada de estas que hacen á dos palos? No: me trata el Señorito mui bien, y soi de su bando.

Faust. Ni yo pretendo que dexes de ser fiel; antes lo alabo.

Fel. A fé que, si no lo fuera, perdiera buenos regalos.

Faust. Ya no te alabo, Felipa. Fel. Chito! aqui está Don Mariano.

es galan en toda forma. No es verdad?...

D. Mariano llega vestido en trage de por la mañana, con un bastoncito de petimetre, &c. Sale por la puerta de la izquierda, dirigiendose con alguna aceleracion á entrar por la de enmedio. Viene cant ando entre dientes y bailando; y se suspende al ver a D. Fausto.

Mar. Oh! Seo Don Fausto!

Con que, en fin, se vió ese pleito? Faust. Hoi mismo se ha sentenciado. Mar. Dicen que usted le ha perdido; y me alegro voto á tantos, (porta me alegro. Fau.; De qué? Mar. Qué imque usted pierda, si yo gano?

Con eso el buen Don Alfonso no me tendrá ya penando por su hija. Estoi impaciente. Vengo á que me de un abrazo, y á que disponga quanto antes la boda. A fé de Mariano, que hasta ahora no creia estar tan enamorado. Sobre que usted y su pleito me estaban ya jorobando la paciencia. Anda con Dios! ya hemos salido del paso.

Faust. Envidiable es la fortuna de usted. Mar. ; Y la de ella es barro Ya usted lo vé: la Florita es una chica de garbo; yo (sin vanidad) tampoco soi de lo mas desgraciado: es viva; yo no soi muerto; tiene un lindo mayorazgo: pero no es malejo el mio; y con lo que el tio Indiano me dexa, lo pasaré como un padre jubilado. Usted no sabe vivir. Siempre metido en cuidados de sus pleitos, de su hacienda; revolviendo unos legajos, unos librotes... sirviendo su empleo como un esclavo... No, señor: la libertad. For eso, quando ha dicho algo mi madre sobre buscarme destino, se lo he quitado de la cabeza. La vida es corta. Se pasa un rato de paseo, otro de juego, quatro amigos, el teatro, algun baile, la tertulia, tal qual partida de campo; y uno gasta alegremente lo poco que Dios le ha dado. Ociosidad llaman esto algunos críticos raros... Pero á los hombres de modo nunca los prenden por vagos.

Faust. Los que gozan conveniencias son los que están obligados á dar el mas digno exemplo de aplicacion. Los estragos

de la ociosidad... Mar. ¡Yo ocioso? En todo el dia no paro. Faust. La lectura, por exemplo... Mar. ¡ Qué lectura! Jamas abro un libro; pero con todo váyame usted preguntando sobre qualquiera materia. ¿Oye usted qué bien lo parlo? pues no he leido en mi vida, despues del Caton Christiano, sino David perseguido y alivio de lastimados. Fanst. No digo que usted se prive de la sociedad. El trato decente... Mar. M qué es la decencia? Estar un hombre espetado? ¿Cortesías? cumplimientos? Estudiar cada vocablo porque de todo se espantan?... No, amiguito, yo soi franco. Me va mni bien con la gente del bronce; y nunca me amaño á gastar zalamerias. Todos se vuelve reparos en estas casas de forma, las busco de vuelo baxo: lo demas es vivir mártir. Estos afilosofados le meten à un hombre en prensa. Si uno se pasea, malo; si juega, peor. Faust. Un juego de comercio y moderado... Mar. Calle: donde está una banca, una treinta y una, un cacho... Estos juegos sí que empeñan, y no calientan los cascos. Faust. Pero esto de no pensar en servir de algo al Estado... Mar. 3Y el Estado necesita de mi, ni de nadie? Vamos. Vea usted lo que se saca de leer tanto libraco. Al fin será menester que yo le vaya enseñando el arte de ser feliz, y que le dé unos repasos sobre la ciencia del mundo. Como ande usted á mi lado quinee dias... Faust. Nadic debe

singularizarse. Mar. ¡Acaso

me singularizo yo?
Vivo como uno de tantos
que hai por Madrid. Pero voimo
á ver al suegro, y me escapo
de oir un sermon, que lleva
traza de ser mui pesado.
Felipilla, dí á mi novia
que ya pasaré á su quarto.
Ella... el padre... mamá... el tio,
todos estarán saltando
de contento. Solo usted
se me pone cabizbaxo.
ando una palmada en el homb

Dando una palmada en el hombro & D. Fausto, que está pensativo.

Digo!...; En qué piensa?... En el pleito?
Alegrarse, que hoi estamos
de enhorabuena. La envidia
Alejándose un poco de D. Fausto, y
mirándole de medio lado.
que me tiene. Pobre diablo!
Vase por la puerta de enmedio.

ESCENA IX.

D. Fausto y Felipa.

Fel. ¡Vaya usted viendo! Hai quien dice
que este mozo es atronado;
y á mí su marcialidad
me gusta...horror! Faust. No es milagro,
si agrada igualmente á Flora.

fel. Eso mucho. Preguntarlo
á ella misma. Faust. Ya se acerca.
Fel. ¿Sí? Pues de aquí no me aparto.
Hablará usted con escucha
como las Monjas. Cuidadol
ESCENA X.

D. Flora, D. Fausto y Felipa.
Faust. Si usted se dignase ahora
de oir, ya que nos cortaron
la conversacion... Flor. No pudo
entender, señor Don Fausto,
eso que usted me decia
sobre un retrato. He quedado
con suma curiosidad.

Faust. En breve la satisfago.
Conozco dos caballeros
que asisten algunos ratos
à una casa (y creo està
no mui lejos de este barrio)
en que vive cierta viuda,
llamada, si no me engaño.
Doña Mónica. Fel. Conozco.

Faust.

Faust. Dixéronme por aciso que en poder de aquella dama habian visto un retrato de usted. Flor .; Mio? Faus. Ciertamente. Flor. A la verdad que lo extraño. Frust. Yo, como es tan fiel mi afecto, señora, aunque mal premiado, ansioso de poseer joya de valor tan alto, ofrecí qualquier dinero. Desempeñaron mi encargo mui bien los negociadores; y ayer mismo me entregaron esta alhaja... que valia, Sacando un re-Si volla hubiera tasado, (trato de la no tesoros (que eso es nada sfaltriq. sino las penas que paso por el bello original... Fel. No: no es esto lo ajustado. Usted refiera su cuento sin ribetes, liso y llano. Faust. Si fuera yo tan dichoso que ahora lograse en pago de mi ternura el permiso de conservar este hallazgo... Flor. No es lo mismo merecerle usted que hallarme en estado de concedersele yo. Fel. Ai este es aquel retrato que mandó mi ama sacar para el señor Don Mariano! Flor. Pues le ha guardado mui bien. Faust. Tal vez se le habran robado... Flor. O tal vez... Fel. V ayal ja qué viene hager juicios temerarios? Flor. Yo temo... Fel. Calle usted: siel se muere por sus pedazos. Flor. In fin, usted me le entregue. Faust.; Para siempre? Flor. No: entretanto que descubro la verdad. A paga (rios Fuast.: Y despues? Flor. Despues... tan wapueden ser los accidentes... No es posible adivinarlos. El retrato en mi poder quedará depositadous Faust. Para su restitucion: ino es así? Flor. No he dicho tanto. Fel. Si es robado, ha de volver

á su dueño. Pues notes claro?

Eaust. No tengo yo menor gloria

de saber que le rescato que de poseerle. Este es. Entregan Si algun dia llega el caso (dosele a de poder usted mas libre disponer de él, yo la encargo que se acuerde de que fue prenda que un apasionado amante adquirió, y no pudo guardar, por no hacer agravio al dueño, hurtandole así favores involuntarios. Si él consigue recobrarla por dádiva de esa mano, sabrá no ponerla en otras. Flor. Siento haberla enajenado; pero desde hoi (yo lo juro) para ninguno la guardo que no haya de ser mi dueño, y que no la estime... tanto (á lo, menos) como usted. Faust. Quién no revive, animado con tan halagüeña oferta? Flor. Nada ofrezco. Faust. Sin embargo, sabe el señor Don Altonso, á quien ya he comunicado mi legitima intencion... Flor. Ni á su honor, ni á mi recato está bien que yo me explique con mas libertad. No mando en mis afectos ahora todo lo que es necesario para pensar cuerdamente lo mejor; pero si acaso un breve error me deslumbra, con un breve desengaño seré dueño de mí misma. Fel. ¡Lo que la da este-retrato que discurrir! Flor. Mas que piensas. Faust. Amable Floral... Flor. Observando mi critica situacion, las dudas con que batallo, mi fe empeñada, el aprecio de que es tan digno ese honrado proceder; lo que me otenden ciertos recelos que callo..... en fin, baste por ahora. Faust. En fin, basta que el retrato será de quien le merezca. Qué dulce esperanza! Fel. Vamos, Señorita: mire usted ....

que está en casa Don Mariano; y no gusto de quimeras. Flor. El debe temer mis cargos algo mas que yo los suyos. Faust. Ya he puesto mi suerte en n

F.ust. Ya he puesto mi suerte en manos de un bnen padre. La pasion lisonjéa demasiado;

pero volveré.... Flor. Está bien.
F.ust. Y confío... Fl. A Dios, D. Faust.
Faust. Señora, á Dios. Con su casa
de usted tuve un pleito: hoy salgo
de él; pero me empeño en otro
de interes mas elevado.

Con esta sentencia sí
que soy feliz, si la gano.

ESCENA XI.

D. Flora y Felipa.

Flor. 2 No te he dicho que tenía antecedentes fundados para no fiarme ya del cariño de ese ingrato?

Ah! por mi ciega imprudencia bien digna soy de tal pago!

Fel. Esto se pasará pronto como nube de verano.

Flor. ¿ Pasará? Qué mal conoces mi corazon delicado, tan dócil al tierno obsequio, como sensible al agravio!
Soy fiel; y quiero lo sean conmigo. Fel. Ya estoy al cabo: como se suele decir,

al son que me tocan bailo. Flor. Tarde alcanzará perdon de esta ofensa Don Mariano. Muy mal podrá disculparla; pero su disculpa aguardo. Mostraré luego á mi padre el documento mas claro de que infiel á sus promesas ese jóven me ha obligado á cotejar su conducta con la que observa Don Fausto. Y pues, perdiendo el afecto del uno, el del otro gano, y todo mi bien depende de acertar à compararlos, examinaré mi yerro; verás como le reparo; veras que, si soy muger

fina, extremada, quando amo; quando llego á despreciar, sé aborrecer otro tanto.

ACTO SEGUNDO. ESCENA I.

D. Dominga y D. Mariano.

D. Mariano paseá dose con gran desemb.

Mar. Vaya i no faltaba mas!

madrecita ¿á mi con fiestas?

¡ Pues fuera bueno que usted diese ahora en esa tema!

¡ Cáscaras! ¿ De quando acá quiere usted pedirme cuentas?

Dom. Como hoy no has comido en casa.

Mar. Qué? Pues ¿ eso es cosa nueva?

Dom. Pero dí: ¿dónde has comido;

hijo? Mar. ¿Dónde? En una mesa.

Dom. Pero ¿ en qué casa? con quién?

M.ir. Con amigos, que me alegran un poco mas que ese tio ridiculo. Dom. Considera...

Mar. Si: ya voy considerando que usted, al paso que lleva, se volverá impertinente como él. Sobre que ya empieza á quererme gobernar. lo mismo que si yo fuera algun muñeco. Me dicen que aun estoy baxo tutela; pero hoy es el primer dia que me toman residencia. Lo bueno es que hasta el Don Fausto se me viene con sentencias. ¿ A mí predicarme? Dom. Chico, está bien que te diviertas; pero... Mar. Y si no ¿ de qué sirve gozar una buena renta, ser mozo, y bien admitido en qualquiera concurrencia?

Dom. Sí; pero el tio que tienes....

Mar. Es un tio: enhorabuena.

Dom. Al fin, él es el tutor...

Mar. Falta ahora que yo quiera

ser su pupilo. Dom. Es padrino...
Mar. Yo ahijado por consecuencia;
pero al padrino, al tutor
y al tio, si yo pudiera
pillarle los patacones
de que ha llenado talegas
en México, le diría

que guardase sus arengas
para un púlpito; que yo
me paso muy bien sin ellas.
Por lo que toca á salir
de casa, como usted vuelva
á ponerme cortapisas,
en una semana entera
no me vé el pelo. Dom. ¡Jesus!
¡Qué pesadumbre me dieras!
¡Cómo rinera tu tio!
Mar. El es materia dispuesta.

¿ Quién se libra de un sermon suyo? Ni un anacoreta.

Dom. Ven acá: ¿Dónde has dexado los reloxes? Mar. Me los trueca por otros un conocido, y se los he dado á prueba.

Jom. Y si te quedas sin ellos, y sin los otros? Mar. Paciencia.
Tal dia hará un año. Usted se aflige por frioleras.
Yo, por lo comun, no tengo un quarto en la faltriquera, y vivo alegre; al reves del tio: mucha riqueza, y siempre de mal humor.
Recogió buena cosecha en Indias, y habrá robado de lo lindo... Dom. No lo creas.
Mar. No? Pues bravo tonto ha sido.

Mar. No? Pues bravo tonto na side Bom. Tú no sabes lo que cuesta ganar el dinero. Mar. ¡Toma si lo sé! Me paso en vela por él mas de quatro noches.

Dom. ¿Y ganas? Mar. Una miseria.
Verbigracia: hoy necesito
algunas medallas sueltas
para salir de un apuro...
No: no vaya usted por ellas.
Mejor será que me dé
la llave de la gaveta,
y la excusare el trabajo.

Mar. No es deuda; pero hoy quería desempeñar cierta prenda que usted habrá echado ménos...

Do. ¿Si será?... Ma. Ya usted se acuerda de una sortija... Dom. ¿ Qué dices? ¿ La de diamantes? ¿ aquella que tenía destinada

para Flora? Mar. Cabal: esa.

Dom.; Una alhaja de aquel precio!.

Y habiéndote dicho que era
regalo para tu novia!
¿Es posible que te atrevas?...

Mar. Madre mia, no riñamos.

Hice poco en no venderla?
La empeñé, por que me hallaba alcanzado de pesetas;
y habiendo tenido á escote un bayle entre unos quarenta, me tocó pagar no mas que luces, música y cena.
¡Bien lo lucí aquella noche!

Dom. No era mejor me pidieras dinero? Mar. Siempre le pido; pero al ver que luego empiezan á poner dificultades, cada pobrete se ingenia; toma lo primero que halla, y lo convierte en moneda.

Dom. Me has trahido vuelto el juicio estos dias, con gran pena en busca de la sortija.

Mar. Pues ya ha parecido. Vengan noventa y quatro doblones...

(y si usted quiere que séan los ciento, no habrá ese pico:) verá como se remedia el mal. Dom. Recóbrala al punto.

Ma. Pero ¿á que usted no me acierta (toja. quien la empeñó? Do. ¿Quién? Ma. Pan-Dom. ¡ Pantoja! qué desvergüenza!

Ese criado que finge ser tan fiel! ese que lleva chismes contra tí á mi hermano, te ayuda en picardigüelas!

Mar. El mismo se me ofreció á traher con diligencia la cantidad. Gran tunante! Me pidió no descubriera el secreto; y yo he querido usar con él la fineza de guardársele tres dias.

Dom. Quando tu tio lo sepa, le despedirá al momento.

Mar. ¡ Excelente providencia!

Años ha que eso debía
estar hecho. Dom. Si no fuera
por el temor que he tenido

de que mi hermano á su vuelta, (como le protege tanto) formase una grave quexa de hallarse sin su Pantoja...

Mar. ¿ No quiere usted que le tenga tirria desde aquella vez que le cogí por sorpresa una carta en que escribía al tio contra má ciertas especies? Tambien de usted decía cosas horrendas; pero todas con la capa de su honradez, su conciencia, su amor á la casa... Dom. El es el fisgon, el que exàspera á tu tio. Mar. Picaron!

Dom. Quizá tambien aconseja á Don Alfonso. Ya has visto camo se nos manifiesta determinado á negarte la mano de Flora. Mar. Es buena! Despues que me dió su palabra; miren por donde resuella! ¿ Pues qué? ¿ Novios como yo se hallan así como quiera?

se hallan así como quiera?

Dom. Bien lo oiste: se ha explicado
tan claro, con tal firmeza...

Mar. Patarata! ¿ Pues no sabe que la Florita está ciega por su Mariano? Estos viejos son fatales. Ellos piensan que los mozos no se quieren miéntras sus mercedes no echan su bendicion paternal....

Dexémonos de simplezas; y afloxe usted los caretos, que es lo que me corre priesa; lo demas... Dom. Ya voy, pero ántes advierte... Mar. las advertencias para despues.

ESCENA II.

D. Mariano, y luego Felipa.

Mir. Va imitando
al tio, ¡Como se pegan
las malas mañas! Y el otro
santo varon (¡qué rareza!)
¡Negarme la hija! Ya
le he puesto de buelta y media.
En fin... tendrémos ahora
dinerito fresco; y venga

lo que viniere. Y anoche, qué maldita sota aquella!
¡No es bueno que la perdí cinco veces de quarteta!
Hoy llevaré yo la banea.
Verémos si, yendo á medias con Doña Mónica... Ayer perdí veinte onzas: de treinta que he de ganar esta noche, quedan diez: sale la cuenta.

Fel. sal. apres. Señorito. Mar. que se otrebuena maula? Fel. Vengo muerta de pesadumbre. Mar. Pues ¿qué hai?

Fell Qué ha de haber? Una tragedia, si usted no mira por sí.

Mar. ¡Siempre hus de ser zalamera!

Fel. El rio está con usted
hecho una ponzoña. Mar. Dexa
que desfogue. Fel. Doña Flora
mui picada y descontenta;
por que ha de saber usted...

Viendo venir a Doña Flora, que sale por la puerta de la izquierda.

Ya viene á darle sus quexas.

Mar. Toma! Con quatro palabras
la pondré como una seda.

ESCENA III.

D. Mariano, D. Flora y Felipa.
Mar. A tus piés, Florita mia,
cada dia mas risueña,
mas graciosa... El ser yo digno
de que tu me favorezcas
basta para que me miren
con una envidia tremenda.

Flor. Pero, señor Don Mariano, aunque mi correspondencia á los obsequios de usted ha sido fina, con ella créo que jamás he dado motivo á tanta llaneza.

Mar. O somos novios, ó no... tú por tú: sin etiquetas.

Flor. Mas por mui anticipadas, suelen tal vez las finezas perder su valor. Mar. Primero que halles otro que te quiera como yo... Fel. Sí: todo el dia se ha pasado usted sin verla.

Mar. Es verdad : salí temprano; y luego un hombre se encuentra con dos ó tres camaradas que se le llevan por fuerza; le entretienen; y en un soplo se va la mañana. Apénas pude ahora libertarme de ellos... Quando no me dexan lugar de ver á mi Flora...

Flor. Su Flora de usted pudiera temer que esas distracciones naciesen de indiferencia; que no debiera esperar.

Mar. Yo indiferente?... Y ¡que séria

lo dice la picarilla!

¡Ah chusca! ¡Quien te creyera! Flor. Oiga usted una pregunta ¿quiere á una dama de veras quien desprecia su retrato?...
Responda usted. Fel. Aquí es ella.

Mar. De manera que... la accion parece al pronto algo fea.

Flor. Tiene usted guardado el mio?

Mar. Y como! Con una eterna

Fidelidad.

Felipa hace señas á D. Mariano por detras de D. Flora.

Flor. ; Si? Mar. Felipa,

zá qué viene hacerme señas?
Fel. Vo señor? Flor. El mismo

Fel. Yo señor? Flor. El mismo reo se pronuncia la sentencia...

A ver el retrato. Mar. Vaya! Ahora te da esa idéa?

Flor. Diga usted que le ha perdido.

Mar. No diré tal. Flor. A la prueba.

Mar. No basta decirlo? Flor. Nó.

Mariano sacando, y entregando á D.

Flora un retrato.

Pues toma, yá que te empeñas en eso...; Que extravagantes caprichos tienen las hembras! Flora abriendo la caxa del retrato,

y quedandose admirada.

¿Con qué es éste mi retrato? (ga, Mar.; Quien lo duda? Fel. O yo estoi cieó es la mismísima cara
de Doña Mónica. Flor. Véa,
véa el señor Don Mariano

la mas infalible muestra de su tierna inclinacion: pidame que le agradezca estos favores, pondere su fidelidad eterna.

Mariano mirando el retrato.

Mar. ¡Y es Doña Mónica!... Miren

como la trampa lo enreda!

como la trampa lo enreda!

Pasmado estói. Flor. No lo dudo

Mar. Pero de aquí no me mueva, si, guardando ese retrato, he tenido ni aun sospechas de que fuese otro que el tuyo. Por tu vida que lo creas.

Flor. Por mi vida que no creo que galan ninguno tenga el retrato de una dama sin que lo quiera, y lo sepa.

Mar. Diré como. Fel. Es menester oirle. Mar. La historia es esta. Doña Mónica de Castro... (la conocerás por fuerza:) en el paseo la has visto...

Flor. No la he tratado de cerca como usted; mas la conozco... lo bastante. Mar. Digo que ella vió un retrato en mis manos: y la hechura tan perfecta del cerco de oro y la caxa la agradó de tal manera, que me pidió, con el fin de hacer otra como aquella, que la dexase la mia, \* prometiendome volverla mui en breve. Esta mañana me la devolvió en presencia de su cuñado, diciendo: ,, cuidado no se desprenda , usted jamas de esa alhaja, ,, porque vale mas que piensa." Yo la tomé sin malicia; la guardé en la faltriquera; la saco ahora; y ya veo que las caxas compañeras hicieron que, equivocada Doña Mónica, me diera su retrato por el tuyo. ¿Y bien? luego se destruecan, y salimos del enredo.

Flor. Sí, señor: mui facil fuera, si ya que esa dama usó de amorosa estratagema para entregar su retrato á quien sabe que le aprecia, no hubiera puesto despues
el mio en manos ajenas;
y (lo que es mas) recibiendo
pecuniaria recompensa.
Tome el señor Don Mariano
el de su amada belleza:
guárdele como don suyo, entregas.
,, Culdado no se desprenda
,, usted jamas de esa alhaja;
,, por que vale mas que piensa.

I.r. Chica, tengamos ahora
paz; que, para estar en guerra,
despues de habernos casado
sobrado tiempo nos queda.

D. Elora escando su retrato.

D. Flora sacando su retrato. lor. Mi retrato verdadero, el que se ha puesto de venta (gracias á esa noble dama) es este. Aunque usted no sepa como ha llegado á mis manos, bastele saber que en ellas está mejor que en las suyas; y que primero que vuelva á su poder, es preciso que le gane y le merezca con su obsequio, su constancia, mas juicio, conducta nueva; por que solo así tendrá disculpa mi ligereza en baber amado á un hombre que deslumbra con las prendas de juventud noble sangre, gentil persona y viveza, y desengaña mui pronto con su poca subsistencia, demintiendo las acciones lo que ahrman las protestas. i vase.

ISCENA IV.

Muriano, Felipa, y luego D. Dominga.

Lar. Se ha formalizado un poco.

La pobrecilla me zela

de puro amor. Fel. Yo queria

evitar esta pendencia.

Y no pudo ser. Usted

vea como se maneja.

Don Fausto es quien la ha trahido

el retrato; y á la cuenta,

le costó buenos doblones...

La Doña Mónica es pieza;

y luego que olió cum quibus...

ya usted me entiende... una peña se ablandaría... El Don Fausto y: la Flora se requiebran; con que así... Que viene mi ama. Dom. Muchacho, aqui tienes. Mar. Venga. Dale D. Dominga un bolsillo. Dom. Flora te dió su retrato preciso es corresponderla con la sortija, y demas regalos de boda, apénas se reduzca Don Alfonso á la razon. Mar. Eso queda de mi cargo. A Dios mamá. Al irse D. Mariano precipitadamente

Al irse D. Mariano precipitadamente por la querta de la izquierda, daun encontron con D. Christoval, que le detiene. ESCENA V.

D. Mariano, D. Dominga, D. Christoval y Felipa.

Christ. Poco á poco, seo tronera. Adonde con tanta furia? hermana, mis diligencias no han sido en valde. Hice ahora mi visita mui atenta 🗼 , 🦠 😹 🚉 al duende, y al alquimista, y á toda su concurrencia. Vengo mui prendado de ellos. Su casa es famosa escuela de la mocedad. He visto 18 600 primeramente una mesa de treinta y una rabiosa; y me dixeron que no era mas que hacer tiempo, entretanto que disponian la honesta diversion de una banquita religiosa de noventa, ó cien medallas. ¿Qué ménos?... / En otra mesa pequeña vi unos quantos mequetrefes destripando unas botellas. Nadie se quitó el sombrero: hice á todos reverencia: convidáronme con cartas: les estimé la fineza: y al son de sus muchos gritos, sus por-vidas, y blassemias acompañadas de algunos vocablos que por decencia, no trae en su Diccionario la Academia de la Lengua, h1-

hablé á mi Doña Fulana, que autorizaba la fiesta... Fel. A Doña Mónica. Christ. Bien: (que se llame como quiera:) y en los términos mas claros que permitió mi rudeza la intimé que luego al punto, sin mas dengues ni zalemas, desocupase la casa con todas sus pertenencias. Púsose un poco formal; respondióme quatro frescas; yo, por excusar questiones ruidosas, tomé la puerta; pero sé lo que he de hacer... La principal providencia es que usted, señor sobrino, en toda su vida vuelva á atravesar los umbrales de tal casa, ni siquiera dé jamas los buenos dias á tal ninfa; que aborrezca esa gavilla de ociosos que le engañan, le saquéan, le distrahen, le infatuan, y pervierten... Luego resta dar otros pasos... En fin, ello dirá... Ya me espera en mi quarto Don Alfonso; y hablarémos... Usted venga conmigo, caballerito; que de nuestra conferencia podrá sacar mucho fruto. Sabrá lo bien que se piensa de usted por ese Madrid; como las noticias llegan á oidos de un forastero; y con qué razones prueba que ya no debe admitir por su yerno á un calabera. Mar. Tio con que usted pretende...? Christ. Allá hablarás: vamos: ea! si has aprendido á mandar, te enseñaré à que obedezcas. D. Mariano, despues de haber querido hacer alguna resistencia, se va por la puerta de enmedio. D. Dominga, detie-

ne á D. Christóval, que va á seguirle. Dom. ¿Qué quieres de mí y del chico?

¿Apurarle la paciencia?

Que no acabe de perderle; y de él, que, quando se pierd no eche la culpa a su tio, sino sólo á quien la tenga. Dom. Ya que eres recto con él y conmigo; mira si echas de casa á tu fiel Pantoja. Se que con maña secreta contribuye á que Mariano contraiga empeños y deudas: de modo que una sortija... Christ. Bien: se le dará esa pena, ó un premio, segun se aclare su delito, ó su inocencia. Sacando de la faltriquera unos papele Entretanto pase usted la vista por esas cuentas de gastos extraordinarios del Señorito. A mi puerta han Novido acreedores de todas clases. Apénas han sabido que hai un tio, un Gobernador que Ilega de América, pobre de él! le acometen, le atropellan... Aqui verá usted prodigios de esplendidez: francachelas en casas de campo, en fondas; crédito abierto en las tiendas de mercaderes, modistas: muchos tiros de colleras para fiestas de novillos; mucho asiento en la luneta por todo el año; un birlocho para lucir la destreza cocheril en los paséos; y otras partidas como éstas, que en breve tiempo darían con el mayorazgo en tierra... Entre otras ccuentas hai una il que dá la mas alta idéa de los pasos en que él anda. Está debiendo, y se niega lá pagar á un Cirujano los remedios y asistencia en una cura... Dom. ¿Qué dices? Christ. El buen hombre se me quexa de que le guardó el secreto,

Quitar la vida á su madre?

Christ. ; Sabes lo que quiero de ella?

v no se le recompensa. om. Pero ;como..? Christ. Se reduce à, que estas carnestolendas le dieron una paliza por via de reprimenda. m. susp. Del mal el ménos. C. Trataba con no sé qué damisela; y á deshora de la noche 10 faltó quien sacudiera el polvo á los dos: sacó ella rota la cabeza, y él un brazo lastimado... Por fin ya que galantéa, sale airoso ... Y ¿de qué sirve la espada teniendo piernas? trega varios papeles á D. Dominga a Dios... Diviertase usted.

ESCENA VI.

D. Dominga, y Felipa. 1. Calle, calle! Quien dixera que Doña Mónica fuese capaz de lo que nos cuenta mi amo Don Christóval?... Vaya! Una dama tan discreta, tan noble, que arrastra coche, con su casa tan bien puesta, trata perillanes que arman luego, cuchipanda y gresca? m. ¿Que sé yo? mi buen cuñado, como todo lo pondera, piensa siempre lo peor, se affige por bagatelas... 1. Señoral ¿Quien viene aquí? es Doña Monica... Y se entra de rondon; como de casa. ESCENA VII.

Dominga, Felipa y Doña Mónica.

in. Perdone usted la licencia
que me tomo. Las mugeres
le mi crianza y mi esfera
lexan de ser lo que son,
il susten ciertas osensas.

Aunque se llama cuñado
le usted, dudo que lo sea
an hombre que entra en mi casa
con tropelia grosera
i perturbar la quietud,
precipitar la modestia,
insultar los privilegios
le una señora que piensa

con decoro, de una viuda que, aunque la falten las rentas con que vive, no sabrá sujetarse á una vileza. Si acaso ese Don Christóval es el tio que gobierna á Don Mariano... Dom. Y tutor. Le toca cuidar la hacienda.

Món. Basta. No porque él lo manda, sino porque usted lo aprueba, quanto antes procuraré desocupar la vivienda, apenas halle otra igual en que habitar con decencia.'

Quartos como el que yo busco son pocos los que se encuentran.

Fel. Si no le hubiere con duende, buscarle con alma en pena.

Dom. Siento que hayan dado á usted tal desazon; y quisiera... Món. Mi mayor disgusto ha sido saber que alguno sospecha que yo, sin pagar la casa, podra servirme de ella, quando el no haber satisfecho á tiempo esa friolera del alquiler, ha nacido de haber tenido suspensa por un extraño accidente la cobranza de unas letras. Bien lo sabe Don Mariano, pero hai mucha diterenoia del generoso caracter y moderacion tan cuerda de aquel jóven al mezquino proceder y à la aspereza de su tio. Fel. Pues, señora es tan furiosa la tema que ha cogido ya ese tio con usted, que, como él pueda, harto será que en su vida

Dom. A la verdad que mi chico está en el dia mui cerca de tomar estado, y debe portarse con gran cautela. El tio, la novia, el suegro le notan ya que frequenta ciertas casas... Món. ¡Qué! ¿La mia no es excepcion de esa regla?

vuelva el Señorito á verla.

Si Don Mariano me trata con deal correspondencia, no es por mero pasatiempo, sino por unas estrechas obligaciones. Señora, disponga usted que la vea á solas: la informaré de noticias bien secretas.

Dom. No importa que oiga Felipa: tengo confianza de ella. Hable usted.

D. Mónica sacando, y mostrando á D.

Dominga un papel.
¿Quién ha firmado
este papel? Dom. Esa es letra
de mi hijo. Món. Ya usted lo ve:
tiene tres meses de fecha.

Mon. Está bien claro. Usted léa.

Dom. Ola! Qué es esto...? ¿Pues cómo...?

Món. Nada mas que una promesa mui formal de casamiento.

Dom. Con usted? Món. Conmigo: y sepan la madre, el tio, la novia, y toda su parentela que no engaña Don Mariano á una muger de mis prendas.

Dom. Pero, señora... Món. A esta firma se dará toda su fuerza en tribunal competente, si hai la menor resistencia.

Dom. Yo... trataré con mi hermano sobre el punto. Món. Enhorabuena. Consultele usted: y no haya dilacion en la respuesta.

Temiendo exponerme á un lance, huyo de hablar en presencia de ese tio... Corra usted á confundirle: que vea como estima su sobrino las damas que él menosprecia.

Dom. Voi... No sé lo que me pasa.

Vase por la puerta de enmedio.

ESCENA VIII.

D. Mónica, Felipa, y luego D. Mariano. Fel. Me he quedado de una pieza.

Món. ¡Y donde está Don Mariano?
¡No respondes?... Quando venga;
le dirás... Fel. Yo le diré
que huya de usted dos mil leguas...;

Món. ¡Oiga! Pues tan bien crinda Como el tio es la doncella! Vase Felipa por la puerta de la izquier da Y volvió la espalda! Yo te aseguro, picaruela...

Mar. que sale por la puerta de enmedio. ¡Mónica! tú por acá! Món. Si.

Mar. ¿Qué novedad es ésta? En un tiempo visitabas á mi madre con frequencia; pero de un mes á esta parte...

Món. Hoi tenemos cosas sérias de que tratar. Marianito, de cuidado que no me seas travieso: mira lo que haces.

Mar. ¿ Qué? ¿ Venimos de quimera?

Món. La habrá, si no andas derecho:
y mas, que estoi ya resuelta
á estrecharte formalmente
para que no me entretengas
como hasta aquí. Me han contado...

Mar. Habla baxo; que está cerca el tio. Allá me tenía en su despacho; y si no entra mi madre, no me liberto de él en dos horas. Qué pelma! Pero, antes que se me olvide. Tienes unas ligerezas....

Por el retrato de Flora, me has dado el tuyo.

Món. ¿Y qué? ¿ Piénsas
que los troqué sin misterio?
¿ No has entendido la treta,
inocenton? Me causaba
pesadumbre que tuvieras
otro retrato que el mio.
Fingí que era inadvertencia
darte el uno por el otro;
y si el cambio te contenta,
mi cariñoso artificio
merece que le agradezcas.

Mar. Si agradezco; pero no hai inconveniente en que tenga ambos retratos. ¿ Me vuelves el de Flora? Món. ¿ Qué le vuelva? Para eso le guardo vo

Para eso le guardo yo.

Mar. Ya no puedes, aunque quieras; co
por que te has deshecho de él. (eno)

Mon. ¿Yo? Mar. Tengo noticias cierta de que lo compró Don Fausto,

y me ha jugado una pieza (1)
con entregarsele à Flora.

Món. Te diré lo que hay. ¡ Que créas
ta! embuste! Has de saber
que ese buen hombre festeja
à Flora; y ha conseguido
que el mismo pintor le hiciera
un retrato igual. Despues
se ha introducido con ella
por este medio. Ademas
del gran mérito que alega,
logra el fin de malquistarte.
Ah! tienes poca experiencia
del mundo. Mar. Es una maldad.
Món. Se hacen otras mil como esa.

Mar. Pero quedarémos bien quando Flora se convenza de que Don Fausto la engaña; y así espero me devuelvas...

Món. El retrato? No te canses. Por que tú no le poséas, primero lo haré pedazos.

Mir. Calla; que suena una puerta....

Si será mi amado tio?

Señalando la puerta de la izquierda.
Sal por allí: da la vuelta
hasta mi quarto: ya sabes.
Voi luego allá; y si me esperas,
te diré. Món. Yo tambien debo
ajustar contigo cuentas.
Me tienes mui enojada.
Ah, traidor! tú bien quisieras
eximirte de cumplir
la mas solemne promesa!...
Pero yo no me descuido.

Verás si mis diligencias
pueden mas que tu inconstancia.
Ya hablaremos. A Dios.

Vase Doña Monica por la puerta de la iz juier da.

ESCENA IX.

D. Mariano y assques D. Christoval y D. Dominga.

Mar. Ella,
zelos y rabias: Don Fausto,
mañitas y estratagemas:
el suegro, ridiculeces:
el tio, siempre pendencias:
la novia, dengues. Si digo
que he de perder la chabeta!

D. Christoval sale hablando con D. Dominga, de modo que, oyéndolo todo D. Mariano, manifiesta con sus act:-manes algun sobresalto.

Christ. Atónito me han dexado
las cosas que usted me cuenta.
¿Con que el tal Don Marianito
la dado á esta forastera
palabra mano y papel? Dom. Cierto.

Chsist. La hemos hecho buena.

Dom. Yo lo he leido, yo misma.

Christ. Pues usted que ha dado suelta

al seo máyorazgo; usted que le denende y contempla, usted que ahora se angustia, y antes estaba muy hueca de tener un hijo insigne, de haberle dado una escuela famosa, y digna consorte, véa como lo remedia.

D. Dominga á D. Mariano. Ven, y responde á tu tio. Christ. Responde á tu madre; que elfa

es la que ha de exâminarte.

Dom. Dí: ¿por qué sin mi licencia firmaste una obligación tan extraña como aquella? explicate. Mar. La firmé mucho ántes que conociera á Flora. Dom. Pero ¿qué fin te movió? ¿Las conveniencias de esa viuda? Mar. No son grandes.

Dom. Tenerla cariño? Mar. A medias.

Dom.; Su despejo y arte? Mar. Un poco. Ella embobará á qualquiera con su chiste y atractivo. Pero si ustedes supieran en qué ocasion firmé yo el papel.... Nó: mis potencias no estaban de lo mas claro. Fue despues de una merienda espléndida. Los amigos que alborotaban la mesa, me levantaron de cascos. Alli entre chanzas y veras empezaron á pintarme la mucha gracia y viveza de Doña Mónica, el trato noble y scanco, la violencia del amor que me tenia,

y la esperanza alagüeña de que, uniéndonos los dos, siendo mi casa la de ella, no habría en todo Madrid mas alegre concurrencia, diversiones mas lucidas, mas durables que las nuestras. Luego, en tanto que la dama me echaba mil indirectas, su cuñado iba escribiendo el papel; y hago una apuesta a que si usted, tio mio, con todo que tiene acuestas sus cinco docenas de años, y es tan seriote, se viera como yo, metido en broma, y aturdida la cabeza con los brindis, echaría (no digo una firma) treinta; à ménos que en vez de sangre tenga sorbete de fresa.

Christ. En substancia, eso se llama una seduccion completa.

Pero ahora bien, sobrino: ete arrepientes, ó te alegras de haber dado ese papel?

Dom. Dí: no es verdad que te pesa de tal disparate? Mar. Es cierto que, aunque ya he soltado prenda, como pueda trampearlo.....
Yo amo á Flora de manera que, para no disgustarla....
¿Qué sé yo?....Como no pierda á Flora, piérdase todo. Dom. Mui bien.

Christ. Con tal que te abstengas
de tratar á esa engañosa
muger, á mi cargo queda
libertarte, si es posible,
del riesgo en que tu imprudencia
te ha puesto.

A D. Dominga en tono mas alto.

La educacion,
señora (vuelvo á mi tema)
la educacion. Dom. Pero hermano,
¿ con predicar qué remedias?

Christ. Nó: no remedio gran cosa.

Mar. Ya empieza la pelotera.

Tengo que hacer en mi quarto
interin usted se aquieta.

Dom. Aguarda. Mar. vuelvo al instante.

(¡Habrá tal impertinencia!)
Yo me voi á mis negocios.
Cabal. Ustedes atiendan
á los suyos. Dom. Pero escueha.
Mar. Ya escampa. Dom. Mariano!
Mar.Aprieta! vase por la puerta de enm.
ESCENA X.

D. Christóval y D. Dominga. Christ. No es mui blen mandado el chico; pero da buenas respuestas.

Dom. Bien sabe Dios que procuro contenerlo. Christ. Usted se acuerda demasiado tarde. Amiga, aquello que hasta las viejas suelen decir: quando el árbol es tierno, se le endereza: al enhornar se hacen tuertos los panes: vasija nueva conserva siempre el olor de lo que se ha echado en ella.

Dom. Refranes de Sanchopanza!
Pero si la Coronela
espera mi aprobacion
se engaña. Christ. En tal dependencia
habrá su mas y su ménos.
Nos dará que hacer, si alega
la obligacion anterior
que ha contrahido con ella
Mariano: y si justifica,
por desgracia, que es tan buena
como él, quedamos lucidos.
Aunque el tutor no consienta,
ni la madre, habra trabajos.

Dom. Lo que temo es que lo sepan tal vez Flora y Don Alfonso.

Christ. Pues justamente aqui llegan.

¿ Y con qué cara podrémos hablarles de la materia?

ESCENA XI.

D. Christoval, D. Dominga, D. Alfonso y D. Flora.

D. Flora hablando con D. Alfonso.
¡Ay padre mio! El agravio
es de tal naturaleza...
Mas ¿ por quién lo supo usted?

Alf. Por Felipa, la doncella, que vino sobresaltada á decirme que acudiera á remediar este lance con mis prontas diligencias.

;Don

Y este caballero espera ser mi yerno? Qué! Una novia pública, y otra secreta! D. Christóval calla, y se encoge de bombros.

Flor. Ya no será regular que esta reñora pretenda corresponda yo al infiel que así paga mis finezas.

Dom. Pero, hija mia, estarás mal informada. Flor. La prueba es que acabo de saber que Doña Mónica queda con Don Mariano en su quarto.

Christ. ¿ Ahora tenemos ésa?

Voy á buscarla, á decirla...

Aqui volveré con ella;

y aquí delante de todos

na de llevar la fraterna. vase.

ESCENA XII.

D. Dominga, D. Alfonso y D. Flora.

Alf. Ya puede usted ver, señora,
si los efectos demuestran
que el rectractar mi palabra
no ha sido una figereza.

Flora amaba á Don Mariano:
fundé en esto mi promesa;
pero si se desengaña
con tan fatal experiencia,
ya mi empeño no me obliga.

Dom. En todo se pondrá emienda. Como criatura, y dócil, incurrió en una flaqueza perdonable. Flor. ¿Habrá perdon para: semejante ofensa?

ESCENA XIII.

D. Dominga, D. Alfonso, D. Flora,
D. Christóval y D. Mónica.
D. Christóval á D. Mónica.
Venga usted, señora mia;
y veremos....

D. Alf. prontamente y con admiracion.
Antonuela!
¿Quién te traxo por acá?

¿Tú en Madrid? Pregunto: ¿ es ésta Doña Mónica? Christ. Seguro.

Mon. O este caballero sueña, con dignió me equivoca con otra. (Ind. ¿Habla usted conmigo? Alf. Es çilg: no tiene duda. Món. Señor!...

Alf. ¿Como no he de conocerla, si es su voz, su cara, su ayre...?

Exáminándola mas atentamente.

Solo que está mas compuesta que quando la vi en Granada.

Món. ¿Qué dice este hombre?

Dom. Usted véa que la señora es de Almagro.

Alf. ¿Quándo se ha vuelto Manchega? Nació en la calle de Elvira, en donde fue posadera su madre. Món. Si respondiese á semejante insolencia, se humillára mi altivez.

Alf. Desde niña fue traviesa:
escapóse de su casa;
anduvo de ceca en meca;
y despues. Dom. Si es una viuda...

Alf. Bien puede ser que lo séa. Se casaría tal vez con cierto mala-cabeza que, entre otras habilidades, tenía maña estupenda para hacer oro: y le hacía, estafando á gentes necias.

Christ. Ese es cuñado. El marido fué un Coronel. Món. Si él viviera, si aquí estuviera mi padre Don Luis de Castro, la tengua cortarían al indigno que iniquamente la empléa contra una muger de honor...

Alf. Pues no han sido tan secretas en Granada sus historias...

Tengo bien presente aquella de mi amigo el Maestrante.

Por poco la llevan presa, si no ha untado bien la mano al alguacil. Món. ¡ Qué novela! ¿ Acostumbra este buen viejo levantarse de la mesa todas las tardes así?

No habrá dormido la siesta.

No habrá dormido la siesta.

Alf. Pullas propias de su estilo.

A Doña Flora.

Bien público fue. ¿ Te acuerdas, Flora? Flor. Bastante se habió entónces de una Antonuela; mas yo no la conocía.

El Señorito Mimado, Mon. Con que ssoy una embustera? con se-; Y no podré presentar (renidad. ni papeles de nobleza, ni relacion de servicios de mi marido en la guerra de Portugal, ni una exâcta noticia de las haciendas que heredé de mis abuelos..... Ni vengarme de una afrenta... Con in-Ah, señores! muy en breve (dign. dexaré mi honra bien puesta. Con affliccion y palabras interrumpidas. Pero entretanto... (: Ay de mí!) La confusion... la verguenza de verme ultrajada.... ya... casi me faltan las fuerzas.... Es posible?...; una señora! Mi turbación... esta pena... sino me quita la vida... yo...cáe como desmayada en una silla. Dom. Se desmaya. Tenerla... ¡ Ahora esto mas! Felipa! Pantoja! Alf. Es cosa ligera. Dom. O nó: ¿quién sabe? ESCENA XIV. Los mismos: Felipa (que sale por la puerta de la izquierda:) Pantoja (que viene por la de la derecha.) Fel. : Qué es esto? Dom. Acudamos... Pant. ; Pataleta? Christ. Yo no entiendo estas congoxas tan repentinas. Alf. Oh! y ella que no lo sabrá fingir! Christ. Con todo... si está indispuesta pongan el coche... Pant. Yo creo que tiene el suyo á la puerta. Alf. ¿Qué? ya es señora de coche? Pant. Y con muelles á la inglesa. Dom. Llevémosla adentro. Fel. Ahora va volviendo. Dom. Como pueda ir por su pie.... Pant. en tono de malic. Si Fel. Ya levanta la cabeza. (podrá. Dom Ayuda, Felipa. Fel. lev. a Mon. Arribal Vamos. La cama está hecha. D. Dominga y Felipa sosteniendo á D. Mónica, que va andando lentamente, la llevan por la puerta de la derecha. Siguelas D. Flora, diciendo al despedirse:

Flor. Padre amado! ¿Así me tratan?

Mire usted por mi. Alf. Sosiega.

Alf. Pero aquí estoy you s ESCENA XV. F in 193 D. Christóval, D. Alfonso y Pantoja. Christ. Se quexa distant to solated. C con razon. a Pant. : Y mi sobrino? Pant. Desapareciose apenas vió entrar á usted en su quarto. Con que está ya descubierta la maraña? Desde allí he oido toda la fiesta. D. Christoval á D. Alfonso. No perdamos tiempo, amigo, vamos los dos á dar cuenta al alcalde del quartel. Bien sabe quien soi : se precia con razon de activo y justo. Contandole las proezas de esa dama, es regular que sin dilacion proceda á averiguarla la vida. Ha engañado con sus tretas á mi sobrino a su casa está de continuo abierta para gente disoluta... Sí, bello rato la espera. Alf. Fácil me fuera citar lo ménos media docena de sujetos de Granada, va l'accept que hoi se hallan aqui, y pudieran declarar aun mas que yo. Christ. Pantoja, esta diligencia se ha de hacer sin que Mariano se la imagine. Pant. Usted pierda, cuidado. Si es menester. que yo tambien me entrometa á dar mi declaracion, se graciosas historietas de nuestra ilustre heroina; que su page me las cuenta siempre que, por sonsacarle, le llevo á beber cerveza. ¿Quién no averigua un secreto à costa de una botella? Christ. Vendrás luego con nosotros. Pant. Volando. Pero quisiera que usted me pusiese bien con mi señora. Está impuesta

en que empené la sortija;

y ya es tiempo de que sepa

que no ha sido otro que usted quien dió el dinero sobre ella. Yo, como vi que intentaba el Señorito venderla, la puse en manos de usted... Christ. Mui bien hiciste. No temas, ni descubras el secreto; que yo guardo aquella prenda para mostrar a mi hermana quien es su hijo, ya que piensa bien de él, y tan mat de tí. Alf. Don Fausto vive aqui cerca; avisale de mi parte que un poco antes que anochezca se vea conmigo. Valnos, Don Christóval. Pant. De esta hecha á Dios, duende! á Dios, embustes! ya veremos si escarmienta ser malo el Señorito, y su madre de ser buena. ACTO TERCERO.

ESCENA I. D. Mariano, y D: Mónica de basquiña

y mantilla. Món. Sí, amiguito: no lo dudes. Así ha pasado el sueeso; y tan atroces calumnias torjó aquel malvado viejo. Yo, que no he visto á Granada, ni sé donde está ese Reino, nací en la calle de Elvira: Mónica es nombre supuesto; por que me llamo Antonuela: mis padres son posaderos: alla quisieron prenderme, y escapé por mi dinero: aquí soi estafadora... Y en suma tantos enredos fingió en ménos de un instante, que, sin bastarme mi estuerzo, perdi el sentido, y no supe lo que prosiguió añadiendo. Llego á mi casa, aturdida; mas luego cobrando aliento, salgo sola, disfrazada (como ya me ves que vengo) con la basquiña y mantilla de una criada; y resuelvo entrar á buscarte á impulsos del amor que te profeso...

No debiera yo volver, ni aun siquiera de secreto, á esta casa en que me ultrajan: pero por ti lo atrepello todo... Eșta noche te aguardo. Mariano, ya estás impuesto en la injuria que padece mi inocencia. Solo quiero que vayas á verme pronto en mi casa. Aqui rezelo que ó bien tu madre, ó tu tio, ó ese intamador perverso me expongan á nuevos lances; pero alla, con mas sosiego, sabrás quanto necesites para quedar satisfecho... Esta noche habrá porcion de concurrentes al juego; mas, por que no nos impidan hablar nos retiraremos adonde pueda mostrarte legítimos documentos que prueban mi ilustre cuna interin que los presento á algun Juez, que mande darme un desagravio completo.

Mar. ¡Pobre Mónica! Estas gentes , la tienen ya en mal concepto. Món. Yo acreditaré quien soi.

Mar. Sí, chica; por que con esp tendré el gustazo de dar un buen bofeton al suegro... ¿Oyes?... ¿Con que, segun dices, esta noche ya tendrémos Una banca en forma? Món. Mucho.

Mar. Me pones en un aprieto. Si salgo de casa, el tio rabiará: será un infierno. Pero ino es suerte rigor? ¡Hoi cabaln ente que tengo cien doblones! ... Y saber que alla os estais divirtiendo!

Mon. ¡Como! El mejor jugador sin cartas! Mucho respeto te infunde ese Don Christóval. Mar. Ya me escaparé, si puedo.

Mon. A solas te informaré de cosas que he descubierto acerca del fin que lleva Don Fausto, y los viles medios de

de que se vale. Mar. Me importa acá para mi gobierno averiguarlo. Món. Bien sé que, trocados tus afectos desde que tratas á Flora, faltas al formal empeño que contraxiste conmigo. Lo sé, aleve, hombre ligero; pero ya no disimulo el gozo que experimento al ver que esa forastera, à quien rindes tus obsequios, me venga de tí, se burla de tu amor, y tiene puesto el suyo todo en Don Fausto. Sí, traidor: recibe el premio de tu infiel correspondencia. No eres digno de mis zelos. Ya las dos te despreciamos, pues con las dos te hace reo tu perfidia. Pero aguarda. Para que veas procedo con mas generosidad que otras mugeres, intento no usar violencia contigo, dexarte ya libre y dueño de la fe que me entregaste. Si tienes honor, bien creo que serás mio; y si no, celebro seas ajeno. Este papel me firmaste. Tomale: yo te le vuelvo. Obra tu como te guste, obrando yo como debo. Solo te pido la gracia de que exâmines atento lo que en esta obligacion prometiste, los expresos terminos en que juraste ser el esposo mas rierno. Lee: contúndete, ingrato. entregandole un papel doblado. á Dios.

da algunos pasos como para irse, y vuelv.

Mira que te espero
Sin tardanza. Allá diré
todo lo que aqui no puedo.
Te devolvere el retrato
de Flora; entregame luego

el mio; y quede sin mancha

mi opinion, que es lo primero.
vase por la puerta de la izquierda.
ESCENA II.

Mar. solo. ¡Qué muger! por mas que diga, me quiere. Reflelexionemos. paseand. Si no recobro el retrato de mi novia, yo me pierdo... Es preciso ir á buscarle. Con resolucion. ¡Y Mónica! haberme vuelto este papel! Tiene rasgos mui nobles. No sin misterio Me habrá dicho que le lea. A fe que apenas me acuerdo de lo que firmé. Veamos. desdobla el Ola! ¿qué viene á ser esto? (papel. Lee., Adorada Flora: extremado ha ,, sido mi júbilo al recibir escrita de tu pu-,, ho una confirmacion tan clara de estar ,, ya bien persuadida de la inconstancia, ,, necedad y desarreglada conducta de ese "D. Mimado. Te doi el parabien de ver-,, te libre de toda pasioná semejante loco,

,, y me le doi à mí mismo de que te halles ,, firmemente resuelta à premiar con tu

", mano la fidelidad y la ternura con que ", será tuyo hasta la muerte

Fausto de Villegas.

No tengo mas que saber.

Me la pegan en efecto...

Ingrato! pérfido toma
tu papel de casamiento;
y salimos con que es uno
escrito á Flora... Habrá hecho
la tal Mónica diabluras
por pillarle. Con dinero
ganaria al portador...

Para todo tiene ingenio...
pero el Don Fausto... yá, ya...
aqui viene... Nos veremos.

ESCENA III.

D. Mariano y D. Fausto.

Mar. Señor mio, si usted piensa
que yo he de roer el hueso,
y otro ha de ser quien se lleve...
¿Eh? digo algo? Faust. No lo entiendo,
si usted no se explica mas.

Mar. Ninguno puede entenderlo mejor que el que se ha valido de un indigno fingimiento para enemistar así

á dos que se están queriendo... Poner en manos de Flora su retrato; haber supuesto que era el que ella me entregó, siendo (segun yo sospecho) otro del mismo pincel, igual en caxa y en cerco; y venderla por fineza para introducirse... Faust. Créo que asted me conoce mal. Créo tambien que no miento; que en mí no caben infames artificios, y que enseño á quien me los atribuye á usar modos mas atentos. Mar. Es lástima que no aprenda los de usted, que son muy buenos. Faust. Sepa el Señor Don Mariano reportarse. Mar. En eso pienso: como si una falsedad tan iniqua, y con sujetos de mi clase y mi crianza... Faust. Solamente con los hechos se acreditan una y otra. Mar. Los hechos son que aqui tengo un papel que usted ha escrito á Flora, y en él merezco á su autor unos elogios tan magnificos como éstos. mostrando Vea si hablo de memoria. (el papel. Digame ¿quien es el necio, el loco, el desarreglado? tal me parece. Faust. Y conoce usted mi letra? Mar. Me acuerdo de haberla visto una vez. Faust. Esta, aunque se dá un remedo á la mia, es contrahecha.

Faust. ¿Eso escribí yo? Mar. A lo ménos

Mar. Ya: viendose descubierto, esa es la mejor salida.

Faust: Vuelvo à decir que no miento. Mar. ¿Con que no?... Vaya que à veces el ser un poco embustero... Faust. El hombre de bien.. Mar. El homde bien, puesto en un estrecho,

tambien miente... como usted. Faust. Como yo? Mar. Mucho.

Faust.,.. El respeto de esta casa me contiene;

mas para convencimiento;

de que mi letra no es ésa... Toma una pluma; y miéntras escribe, dice aqui hai papel y tintero... Véa usted dos rengloncitos: y conocerá por ellos, primero, qual es mi letra, despues, que soi caballero. Déxaselos escritos; y vase por la puerta de la derecha. Mariano cotejando un papel con otro. Ambas letras se parecen; pero no mucho... Inmut. Pues ¡cierto que con sus dos rengloncitos me ha dado mui buen consuelo!... "mañana al amanecer

"por el puente de Toledo "saldremos..." Sí: que me espere. A mi lances quixotescos! Y si por desgracia...

ESCENA IV.

D. Mariano, D. Christoval, D. Alfonso y Pantoja.

Mar. Tio, Mire usted que atrevimiento! Don Fausto me desaha.

D. Christóval toma el papel, y le lee. D. Mariano prosigue: ¡Yo exponerme á esos encuentros sin mas ni mas! Christ. El que insulta

como tú, tendrá quinientos... Mar. Y si doi cuenta del lance á la Justicia ¿no pierdo

para siempre á ese Don Fausto? Christ. Calla... ¡Baxos pensamientos! enoj. ¡delatar un noble á otro! y en tal materia!... Ya véo que, segun te han educado, no puede suceder ménos.

Mar. Digo, señor Don Alfonso: y usted que pone á su yerno mil tachas, sabe las maulas de su hija? los papelejos que ella y Don Fausto se escriben, y como me está vendiendo?

Muestra el pap, que le ha dado D. Mon. Carta canta. Alf. Dudo mucho. Christ. Será algun nuevo embeleco. Alf. No me parece que es letra de Don Fausto. Ya sabremos la verdad. Christ. ¿Quien me pone algo

á que anda en estos enredos Doña Mónica Antonuela? Pant. El Alquimista es mui diestro en fingir letras. Lo se de buena tinta hace tiempo; y tal vez... Mar. Malicias tuyas. Alf. Con todo yo no sosiego hasta aberiguar... Christ. Patraña, tramoya. Mar. Vamos con tiento. De modo que, si está Flora inocente, yo la quiero, y he consentido en ser suyo, ¿para qué andar con rodéos? Doña Mónica es mi amiga: su alegre tertulia, el juego, la sal y labia que tiene me agradan por pasatiempo; pero, á la verdad, lo que es amor violento, violento, yo nunca se le he tenido. Ya ustedes ven que confieso mi flaqueza. Denme a Flora, que es todo el bien que apetezco; y pelitos a la mar. Propinsi Vamos mi querido suegro: venga esas mano y seamos amigos. Ya me arrepiento de haber sido un badulaque. La novia pido, y laus Deo. Al buen Don Fausto, decirle que esos retos y esos duelos son antiguallas y que ambos nos damos por satisfechos. Tio mio Don Christóval, así de cada talego que traxo de Indias le nazcan diez talegitos pequeños, que se olvide de lo pasado: que me encierre en un convento, y no me de un real de plata de aquella herencia que espero, si, en casándome con Flora, vuelvo mas a ser travieso. Christ. Ah! poquisimo contío en ese arrepentimiento. Los pliegues de la crianza no se desdoblan tan presto. Retirate por ahora; y sin mi consentimiento no salgas. Mar. No he de salir?

Christ. No. Ya véremos que sesgo toman las cosas. Advierte que te cercan grandes riesgos miéntras esa advenediza esté en Madrid. El afecto de Flora ya no es el mismo, quando por tus devanéos sufre una competidora digna del mayor desprecio. Su padre ya no sería pundonoroso, ni cuerdo, si antes de verte emendado te admitiese por su yerno. En fin, Mariano. Mar A Dios, tio. Ya verá usted si me emiendo. Con la novia, y con la herencia seré un mozo de provecho. Christ. Cuidado que no me salgas de tu quarto. Mar. Ni por pienso Vase por la puerta de enmedio. ESCENA V. D. Christoval, D. Alfonson Pantoja. Alf. Sabe usted que aquel Alcalde es hombre de entendimiento? en un instante se impuso. Christ. Ya por avisos secretos se hallaba bien informado del juego y demas excesos que ha dias réinan en casa de esa muger. Pant. Aun por eso, quando se habló de prision, dixo que ya estaba en ello. Aunque el Señor Don Altonso no la hubiera descubierto, bastaba saber las mañas con que ella y sus compañeros sacaron al Señorito aquel papel. ¿Y el dinero que en seis meses le han chupado? ¿Y el cuñadito, maestro de hacer oro y firmas falsas? Vaya, que algunos por ménos han ido á ver los birretes colorados. Christ. Yo me vuelvo á casa del Juez; y allí sabré el fin de este suceso. Nos ofreció que daría el golpe sin perder tiempo. ¿Qué dirá mi sobrinito quando se haga un escarmiento

en Mónica y en sus aliados? Yo le cortaré los vuelos. Alf. Grande ha de ser su reforma para que ya sin rezelo le vuelva Flora á su gracia. Christ.; Qué mucho, si yo le nicgo, la mia, y osted la suya? Alf. Sí, pero j quanto lo siento! Christ. Se lo tiene merecido; con que, pariencia. Hasta luego. ESCENA VI. D. Alfonso, Pantoja, y luego D. Faus-. . to y D. Flora. Alf. :Has avisado á Don Fausto? Pant. Dixo que en anocheciendo vendria. Alf. Pues haz que lleven luz a mi quarto. Pant. Al momento. Aquí está ya su merced. Vase Pantoja por la puerta de la izquierda; y sale D. Fausto por la de la derecha, acompañando á D. Flora. Faust. Señor, con el vivo anhelo de que uniese nuestras casas el vinculo mas estrecho, hice mi súplica, hablando por mí solo: mas ya llego a hiblar por Flori tambien. A nada procederémos sin la aprobacion de un padre tan benigno; tan discreto. Esta señora me afirma que va todos los obseguios de Don Mariano su amante seran intructuosos medios. c. pasa aplicarlas, y logrario / , . ... perdon de sus desaciertos. Por otra parte confio que sabrá su noble pecho. ceden à les fieles muestres de mi lamor y rendimiento; y pues hoi toda mi dicha depende de usted. Flor: Confieso of que haber puesto en Don Mariano mi ancion fué grave yerro. No s Don Fausto, no se engaña en pensar que le agradezeo me haya enseñ do á ser cuerda, y, emplear mejor mi afecto. Usted le haddin commizs, padre mio; y á mi ruego

espero se las confirme. Faust. Si, padre: ya ; como puedo con tan bella intercesora no ser feliz? Alf. Bien deseo, bija querida, exîmirme de aquel imprudente empeño, y acreditur, al honrado Don Lausto quarro le aprecie; pero es suerza. Flor. Si usted dió la palabra en el supuesto de haber sido, de mi agrado la eleccion, no tendrá efecto quando yo, mas advertida, repugne su cumplimiento. Alf. Don Mariano ha protestado mudar de vida: esperemos que su conducta. Flor. Mayores desengaños si que espero. Alf. Mas : podré saber qué pique hactenido ese mancebo con usted? Cierto billete escrito à Flora. Faust. Fingieron seguramente mi letra. Me valdría yo del medio de un papel, pudiendo hablar á esta dama? Alf. Ya lo véo. La firma no parecia de usted. Faust. Yo sé que han propuesto regalar á mi lacayo si entregaba con secreto algo escrito de mi puño; y aunque lo niega, sospecho que por él hayan cogido una carta que eché ménos esta mañana. Me dicen que le buscó un Don Tadeo Alquimista. Alf. Basta, basta. Faust. De todos modos es cierto que aquel papel no era mio. Alf. Otro vi, que no es supuesto. Se trata en él de salir por el puente de Toledo.... Faust. Será acaso otra ficcion. Alf. Eso es lo que yo no créo, por mis que usted disimule. Don Mariano estaba inquieto.... Faust. ¿Y basta que él lo haya dicho? Flor. Su estilo es mui desatento; y si ha provocado á usted.... Faust. Señora, no hablemos de eso.

30

Alf. Yo he de apurar qué motivo.... Faust. Ninguno, señor. Mudemos de conversacion; que vienen los criados.

ESCENA VII.

Los dichos. Pantoja, y Felipa que entran luces.

Alf. Allá dentro podrémos hablar.

Flor. á D. Alfonso. Importa precaver un lance serio.

Alf. Vengan ustedes conmigo.

Faust. Pero ¿á qué fin...?

Alf. cogiendo de un brazo á D. Fausto,
y entrandose con él y con D. Flora por
la puerta de enmedio.

No hay remedio.

Fel. ¡ Que! ¿ se guardan de nosotros?

Malo! Ya me hace misterios
la Doña Flora: el Don Fausto
no la dexa ni un momento;
y el pobre Don Marianito,
como si se hubiera muerto.

Pant. El tiene la culpa. Fel. Y tú, que te andas llevando cuentos al tio. Pant. Mis cuentos, hija, salen siempre verdaderos.
¿ No me has oido mil veces que el Señorito, siguiendo en tratar con esa viuda, tendría mal paradero?

Fal Bien arreportido está

Fel. Bien arrepentido está.

Pant. : Arrepentido ? Verémos.

ESCENA VIII.

Pontoja, Felipa, D. Mariano, vestido de majo, y embozado con un capote

á la Xerezana.

Mar. Si acaso pregunta el tio
por mí, decid que ya vuelvo.

Pant. Señor ¿ y se atreve usted...

Mar. ¿Qué te impota? Fel. ¿Adónde bueno?

Mar. Tengo muy graves asuntos

á que salir. Fel. Y los ternos que echará el amo! Mar. Mamá cuidará de componerlo.

A Dios. Por si vengo tarde, dexar el postigo abierto.

Pant. Usted se pierde. Mar. Pues ya! vas. Pant. Mira el arrepentimiento.

Fel. ¿Y por qué no le detienes?

Pant. ¿Yo? Soy muy poco sujeto para el caso. Ni aun el tio con todo aquel entrecejo puede meterle en carrera.

Fel. Ay, Pantoja! lo que temo

es que Don Fausto...

Pant. remedándola. ¡ Ay Felipa!

De lo que yo mas me alegro
es de que un hombre de forma,
buen modo y entendimiento
estime á la Señorita
como merece. Yo apuesto
á que, si aprieta los puños,
no ha de perder este pleyto
como el otro con el padre.

Fel. Si eso dices, te repelo,

insolente... Pant. Vamos, niña:

no te alborotes.

ESCENA IX.
Pantoja, Felipa, y D. Dominga.

Dom. ¿Qué es esto?

Pant. Frioleras. Ha empezado:

á reñirme porque dexo

que el Señorito se vaya. (léjos. Dom.con inquiet. Ha salido? Pant. Ya está Dom. Valgate Dios por muchacho!

Adónde irá? Pant. ¿Qué sabemos? A estas horas siempre en casa

de Doña Mónica hay juego.

Dom. ¿El volver allá? ¡Dios mio!

Pant. Segun: si tiene dinero...

Dom. Yo le entregué cien doblones esta tarde. Pant. Muy bien hecho.

Dom. Pero ya te los ha dado.

Pant. ¿ A mí? Dom. Para el desempeño de la sortija. Pant. Señora, ni maravedí, ni medio

he recibido. Dom. El lo dixo;

y lo oyó Felipa. Fel. Cierto.

Pant. Eso mas tendrá esta noche

para jugar. Volaverunt.

Dom. Tu empeñaste la sortija.

Pant. Concedo. Fel. Picaro! Pant. Niego.

Dom. Y tú me la has de traher. Pant. Será muy fácil, si llevo

unos quarenta doblones.

Dom. Pues Mariano pidió ciento.

Pant. Tal qual: ganaba sesenta, que es un bonito comercio.

Dom. Y en donde para la alhaja?

Pant.

Pant. En poder de un caballero Indiano.

D. Dominga dándole dinero. Toma; y no vuelvas

sin ella. Pant. Yo lo prometo.

Dom. Ha obrado muy mal el chico;

pero tú ayudaste á ello, y ya lo sabe mi hermano.

P.int. ¡ Fuego! y como se habrá puesto! Fel. Te ajustará la golilla.

Dom. Pero mi hijo... Tengo un miedo de que si volviese ahora Don Christóval... Vé corriendo, Pantoja: busca á Mariano:

dile que venga aquí presto.

P.int. Yo lo haré; pero que quiera su merced, ese es el cuento. vase ESCENA X.

Dom. No he logrado en todo el dia un instante de sosiego.

Rendida estoy. Este niño Siéntase co-

tiene á la verdad un genio... (mo ab.at. ¿Qué se ha de hacer? Fel. ¡Ay, señora! Ya voy entrando en recelo de que esto no acabe en bien. Usted, si yo no la entero de lo que pasa, estará muy confiada. Empecemos por Don Fausto. Es de saber que ya escucha sus requiebros Doña Flora, y...

ESCENA XI.

D. Dominga, Felipa, y D. Tadeo westido de negro.

Fel. Qué hombre es éste!

Dom. ¿Se ofrece algo, caballero? Tad. Busco al Señor Don Mariano

para un asunto secreto.

Dom. No está en casa: pero you a que soy su madre... Tad. Aquí vengo á una comision de oficio como Notario... Dom.levant.: Podémos saber sobre qué materia?

Tad. Sobre el reconocimiento de una firma. Se ha de hacer todo en forma de derecho.

Dom. ¡Una firma! Tad. Si, señora: la del papel que presento.
Dicen que usted ya le ha visto...

Dom. Felipa! Este contratiempo era el que yo mas temía.

Tad. Conozco mucho, y venero esta casa di s ha; y con harto sentimiento me encargué de tan odiosa diligencia; pues me duelo de ver á usted en un lance que, si ahora es algo estrecho, lo será mas cada dia.

Dom. Y Dios sabe si saldrémos con victoria Tad. A la verdad, son gravosos estos pleytos de obligacion de esponsales. He visto expender en ellos cantidades excesivas; se enredan, se hacen eternos, y al fin las partes se cansan de litigar. Dom. ¿ Qué consejo me da usted, señor Notario?

Tad. De suerte que... si hay dinero, lo mas seguro y mas breve es recurrir á un convenio amigable. Dom. ¿Y quién podrá agenciarlo? Tad. Buscarémos. Sí; transigir, transigir.

Yo, como ya estoy tan hecho á estas materias... Dom. Sin duda.

Tad. Con tantos años que llevo de oficio... Dom. Yo bien quisiera....

Tad. Esto es decir lo que pienso: luego ustedes obrarán como gusten. Dom. Lo de ménos es el dinero. Si todo se compusiera con eso...

Tad. Si se compone, señora.

Con un poco de manejo,
uno que entienda esta xerga
como yo... Vaya! he compuesto
negocios mas peliagudos
que éste en ménos de dos credos.

Dom. Por no verme en tal conflicto, desde ahora me convengo á entrar en qualquier ajuste, y que lo pague el dinero.

Fel. Tal digo. Tad. Y lo demas suera errarla de medio á medio.

Dom. ¿Y usted, sin peligro suyo, cómo podrá disponerlo?
T.id. El cómo, yo me lo sé,

lo que importa es que tratemos de arreglar aquella suma que baste para el intento. Dom. Pero; habrá seguridad? Tad. ; Qué dirá usted si la entrego aquí mismo, sin mas ver, el papel de casamiento, para que pueda, si gusta, rasgarle, o echarle al fuego? Fel. Vaya! es un negocio loco. Dom. Ya:- Como ese documento hoi nos hace tanta guerra.... Tad. Pues bien: no gastemos tiempo. Dom. Propónga usted. Tad. Necesito. echar mis cuentas. Primero tengo que ganar á muchos: dar siquiera unos mil pesos á la interesada (y gracias si desiste de su empeño; porque ella, al fin, vá á perder una boda de provecho.) Luego, por lo que a mi toca, á arbitrio de usted lo dexo; que con las gentes de honor, no ajusto ni regatéo. Dom. ; Bastarán....dos mil ducados para todo? Tad. Ménos, ménos; si llega á veinte mil reales.... Fel. Pues no ; no es ningun exceso. Dom. Toma esta Ilave, Felipa. En la gabeta de enmedio.... Fel. Si: ; no es un bolsillo grande? Dom. No hay otro. Fel. Al instante vuelvo. Dom. No daré los veinte mil, por que en la hora no puedo; algo mas de la mitad entregaré desde luego. Tad. Yo supliré lo que falte. No quedemos mal por eso; que no nos vamos del mundo... Pero por Dios el secreto. Fel. que sale corriendo con un bolsillo en la mano. aquí está. Dom. Señor Notario, son doblones de oro nuevos; hai unos ciento y sesenta. Tad. ¿Ciento y sesenta?... Ajustemos...

hacen... dexe usted... cabales:

si... doce mil y ochocientos.

sadamente. Pero ahora bien , señora: somos mortales; y quiero dexar á usted mi recibo mientras vuelvo por el resto... Usted descuide... El papel es este. Fel. Qué ganas tengo de hacerle dos mil añicos! y al Alquimista embustero que le escribió... bailaría

sobre su alma un taconeo.

Mientras escribe, va diciendo mui pau-

D. Dominga, despues de guardar el papel de casamiento que la entrega D. Tadeo, mira la firma del recibo que el ha dexado sobre la mesa. Dom. Jesus ¡qué nombre tan raro!

Tad. Así me llamo: Roberto. Urreguezurrescoá. Feli Urre-zurra qué? No aprendo este apellido en veinte años. Tad. Vivo en la calle del Perro

a para lo que usted me mande. Otro dia nos verémos; y bien puede usted decir que la saco de un aprieto mas que mediano. Dom. es verdad;

y á fé que se lo agradezco. Tad. ¡Lo que pueden una dama liberal, y un hombre experto! ella en estos lances pone la pecunia, y él su ingenio. Agur.

vase. Fel. Vaya usted con Dios. Nos ha vuelto el alma al cuerpo. Dom. ¡El hijo de mis entrañas! aunque venda mi aderezo.

orania ESCENA XII. 48 D. Dominga, Felipa, D. Alf. D. Flora. Dom: Señor Don Alfonsol... Floral... Ya empiezo á tener consuelo.

Ya Mónica no podrá poner un impedimento. Por la mas rara fortuna, por el más seguro medio hé recogido el papel que firmó el chico. Alf. Me alegro. Pero pudiendo probarse el engaño manifiesto con que le hicieron firmar

la obligacion... Dom. Un tropiezo ¿quien no le tiene? ¿está nadie libre de un mal pensamiento?

Alf. Confieso á usted que, si en algo he partido de ligero, solo ha sido en ofrecer la mano de mi hija. El cielo me es testigo de que en nada se alterára mi proyecto, si acertase. Don Mariano á recobrar el concepto que hoi ha perdido con Flora.

Dom. Todo eso tiene remedio, estando él ya pesaroso de haber vivido tan ciego

Flor. La oposicion de Antonuela no es lo temible. Alf. Contemplomui facil que la Justicia la quite pronto de enmedio.

Dom. alborozada. ¡Con que pronto?

Alf. Lo presumo.

Dom. ¡Si ese anuncio fuera cierto!
no tendria ya Mariano
malas companias, juego,
deudas, ni otros lastimosos
peligros en que hoi le véo.

Alf. Y aunque falte aquella casa, ino hai en Madrid otras ciento, del mismo jaez? Dom. No, Flora:

reconocerá su yerro.

Flor. ¿Quien? ¿Un mozo acostumbrado al trato libre y grosero de gente indigna, podrá? Es ya tarde, y no lo espero.

ESCENA XIII.

D. Dominga, D. Alfonso, D. Flora, Felipa y Pantoja que sale mui apre-

Fel. ¿Qué te sucede, Pantoja?

Pant. No puedo echar el aliento.

Dom. Habla. Pant. ¿l la estado con ustedes uno... vestido de negro?

Dom. ¿Un Notario? Sí. Pant. ¡Notario! Ya... ¡Por vida de mi abuelo! Le dió usted dinero? Fel. En oro.

Pant. Y él. solto un papel? Dom. Es cierto.

Pant. A Dios, diéronla el petardo.

Dom. Como! Pant. Aqueles... el perverso

Alquimista, el que se llama

cuñado, y es quebradero

de cabeza de Antonuela...

Dom. ¡Que dices? Pant. Como lo cuénto.

Dom. El me ha dexado su nombre...

aquí está escrito...

Tomando el recibo que dexó D. Tadeo sobre la mesa, y empezando á lece la firma. Roberto...

Fel. deletreando. U-rre-gue-zu-rres-co á. Pant. Mui señor mio y mi dueño. Alf. á Doña Dominga.

Usted no sabe el Vascuenze.

Fel. Ni una letra. Alf. Yo le entiendo bastante para înterira que ese apellido es burlesco.

De Urréa, el oro, y Guezurra, la mentira, le ha compuesto.

Lo mismo que si dixera

Oro falso, ú contraecho.

Pant. El sobre nombre le viene de perlas. ¡Gran marrullero! engañó con la verdad.

Dom. ¿Como supiste el suceso? Pant. Encontré en la calle al page de. Doña Mónica; y luego me contó que la embrollona y su compinche han dispuesto irse de Madrid mañana temprano al ver descubiertos sus, embustes. Por sacar para el viage algun dinero, propusieron al tal page que, vistiéndose de negro como Notario, viniese á esta casa; y con arreglo á la instruccion que le daban, (ademas de que él no es lerdo) entregase a mi señora el papel de casamiento, sacandola no sé quanto... Por no mezclarse en enredos mi buen page se excusó. Salióse de alli; y no ha vuelto, temiendo servir á gente de tales mañas. Yo vuelo a casa con este aviso, quando héteme que me encuentro al susodicho Alquimista que parte de aquí derecho como un rayo. No me habló; mas la prisa, el trage negro,

10-

D. Fausto, Felipary Pantoja.

Pant. Ya pereció el Señorito. Aquí llega. Dom. Respiremos. Pant. Viene acompañando á mi amo. Dom. : Cómo? Pant. Ya lo diran ellos. ESCENA ULTIMA.

Los dichos y D. Mariano, que sale en ademan de turbado y abatido, acompañandole D. Christoval.

Mar. Madre mia ; usted no sabe...? Christ. con seriedad.

Dexa que hable yo primero. Gracias à mi diligencia, al feliz descubrimiento

que se debe á Don Alfonso, y al genio activo y severo del Alcalde del quartel, nos embolismos perversos. de Mónica ya cesaron. Ahora mismo la han preso.

Dom. a D. Alfonso. Bien dixo usted. Qué fortuna! ¿ Con que, en fin, tengo el consue lo de verte, Mariano mio, attor to libre ya de tantos riesgos?

Christ. Mareriales hay sobrados para formarla proceso. A cool an Al

Fel. Digo: ; y ese trapalon Alquimista? ; le prendieron? Christ. Si: cabalmente dió en manos de la ronda al mismo tiempo que él iba á entrar en su casa. Ya se de irán descubriendo firmas que ha falsificado.

Pant. Sí tal. Dom. Quánto lo celebró! Christ. Había una fuerte banca;

y todos los gariteros han ido á la carcel. Fel. Lindo! Dom. Estoy loca de contento. A Mar. Para que escarmientes: mira.

Mar. Pero es que yo.. Chr. Por supuesto. Que de todos quien merece mas castigo es el banquero. Il lati

Dom. Con justa razon. Malvado! Que lo pague. Christ. ; Sí? Acabemos. Con resolucion. El que llevaba la banca es... su hijo de usted. El grand sin

Dom. gritando con afliccion. ¡Ay Cielos! lio cruel! Hijo mio!...

Christ. Nada sirven ya lamentos. El Juez le desconoció por el trage; mas sabiendo quien sera, vino á decirme que la multa y el destierro, de que no deben librarse los viciosos en tal juego, ! habráń de comprehender

á este mozo, sin remedio. Dom: Ah! desgraciada de mí! Christ. Pero ha procedido atento.

A disposicion del tio y tutor entregó el reo, con tal que le haga salir de Madrid luego al momento

vein-

veinte leguas en contorno, por dos años á lo ménos. Dome ; Yo? vivir sin Mariano! ; Y como no te has opuesto, hermano á tanto rigor? Christ. Fuera inutil. Aun sin esa, vo le hubiera destinado á un Colegio, ú otro encierro, en donde se acostumbrase, no solo á vivir sujeto, sino á pensar seriamente sobre sus locos excesos. La Justicia anticipó la execucion de mi intento. Mejor. Cinco años le faltan de estar á tutela; y créo que pasar dos desterrado, le será de gran provecho. Esta no es dureza mia; nó, hermana: es justo deseo de su enmienda; de cumplir con mi cargo, como debo; y de probar que mi amor no es nocivo, ni indiscreto á manera del de usted, sino muy util, muy cuerdo. Con remedios mas benignos. no sanan tales enfermos. Don Mariano irá á Valencia. Alli tengo yo sujeto or de toda mi confianza, que con el mayor desvelo sabrá celar la conducta del desterrado. Allí pienso asistencias, con expreso encargo de que jamás illa intel para hacer nuevas locuras. Le daré buenos maestros; mala a y aprenderá lo que es justo que no ignore un caballero. la q No habra Mónicas alliprojem nos ni amigotes, ni fulleros, one one ni tramposos Alquimistas. 1 1 18200 Sobre todo, estará léjos de las faldas de una madre, causa de todos sus yerros. Dom. Yo he de seguir a mi hijo, aunque se vaya á un desierto. privado de pasatiempos,

Christ. De eso he de encargarme yo; pues no solamente quiero acompañarle en el viage, sino que de tiempo en tiempo iré á visitarle, y ver si el castigo hace su efecto. Dom. : Y no se le ha de aliviar la pena? Corriendo á abrazar al kijo. Si con mi ruegos no consigo tu perdon, bien dirás que no merezco me llames madre. Mar. Usted misma. con darme how aquel dinero para jugar, me ha perdido. Dom. Te le di yo para el juego, ó para desempeñar una alhaja? Pant. Hablando de eso: ya que está aquí el que la tiene empeñada... Dom. ¿Y quién es? Pant. presentando dinero á D. Christ. quarenta doblones: venga la sortija; y... Christ. Te la vuelvo. Entrégala á tu ama; y dila que tenga mejor concepto de Pantoja. Pantoja, despues de tomar la sortija de manos de D. Christoval, la pone en las de D. Dominga. Dom. ¿Con que en manos de mi cuñado...? Pant. Temiendo que el Señorito quisiese venderla... Christ. Guardate en premio de tu leal honradez esa cantidad. Fel. dando una patada Reniego de tu fortuna! Christ. Sobrino, empieza a vivir de nuevo desde ahora. Ya connces el estado en que te han puesto la ociosidad, da ignorancia, y los hábitos primeros de upa mala educación. Corrijanse tus defectos; y hasta lograrlo, no debes pensar en ser mi heredero. Mar. Pero ya ¿ de qué me sirve esa herencla, y quanto tengo, si quedo sin libertad,

del trato de mis amigos...?

Con todo, lo que mas siento no es el verme castigado: sino temer, como temo que ofendida Flora... Nó,

Echase á los pies de D. Flora; y se levantará luego que esta empiece á hablar.

Flora mia! si te pierdo, pierdo mi bien. Ten piedad. Ingrato fuí: me arrepiento; y desde hoy con mi reforma...

Flor. Bastante me compadezco
al pensar los extravíos
del que, habiendo sido objeto
de mi inclinación primera,
la desmereció con ellos.

Alf. Dí qual es ya tu intención.

Flor. No faltar al cumplimiento de mi patabra. Ofrecí
Que al fin sería mi dueño quien tuviese mi retrato mediante el benigno asenso de mi padre. Dom. Amada Floral apudiera yo esperar ménos de tu fineza? Oh! qué gozo! Mariano es quien, poseyendo esa prenda de tu amor, será feliz desde luego.

Sólo asi puede aliviarse la afliccion en que me véo.

Alf. Señora, siento decir que, con mi consentimiento, ya está el retrato de Flora en otras manos... Mi yerno será Don Fausto. Mar. ¡Por vida...

Fausto mostrando el retrato Yo soi quien logró en efecto el don á que han aspirado mis cortos merecimientos.

mis cortos merecimientos.

Mar. Tio... Dom. Hermano!...

Christ. No me admiro.

Haciendo imparcial cotejo de las propiedades de ambos, debia suceder esto.

Faust. Tengo amigos en la Corte;

y si algo vale mi empeño para que obtenga su indulto Don Mariano, yo me ofrezco á interceder... Mar. Si, señor. Venir con ofrecimientos despues de haberme robado mi mayor dicha! Christ. Agradezco tanta generosidad; pero conviene al sosiego de esta familia, y al fin de contener los progresos de un desórden tan temible. que no hallen los desaciertos de mi sobrino patronos que impidan el escarmiento. Pantoja, búscame un coche para mañana. Dom. Tan presto?

Christ. Si, hermana: en la dilacion hai sus peligros. Mar. No puedo partir hasta que mañana

Don Fausto y yo cuerpo á cuerpo....

Dom. Eso me faltaba ahora,
hijo mio: verte expuesto...
Alf. Ya ese lance está cortado,
hallandose de por medio

hallandose de por medio nuestra autoridad. Christ. Sí ha dicho

mi sobrino que estos retos son antiguallas... Los dos se darán por satisfechos.

Dom. No sé donde estói... Felipal o Fel. ¡Ama de mi alma!

Doña Dominga se dexa caer en una silla como postrada del dolor.

Aar. Ya empiezo
á saber lo que es sentir.
Ya mi afliccion, mi despecho...
¡Oh, Flora! Christ. ¿Qué? te confundes?
no es mala señal. Con eso,
si algun dia tienes hijos,
les citarás este exemplo;
y si no los instruyeres
con mejores documentos,
esto que hoi pasa por tí
pasará tambien por ellos.

FIN

Barcelona: Por la Viuda de Piferrer, vendese en su Libreria, administrada por Juan Sellent; y en Madrid en la de Quiroga; calle de la Concepcion Geronima; y otras de diferentes títulos.

#### LIBRARY

RARE BOOK COLLECTION



### THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

PQ6217

.T444

v.18

no.3

